

BOOK 066.8.SO 13 ser. 2 v. 7 c. 1 # SOCIEDAD DE BIBLIOFILOS ANDALUES SEVILLE



3 9153 00058028 r

Ø

**(**0

**%** 

绞

℅

**%** 

**※**®

**(** 

X(©)

衮

ć

ô

0

8

ℿ

**(6**)

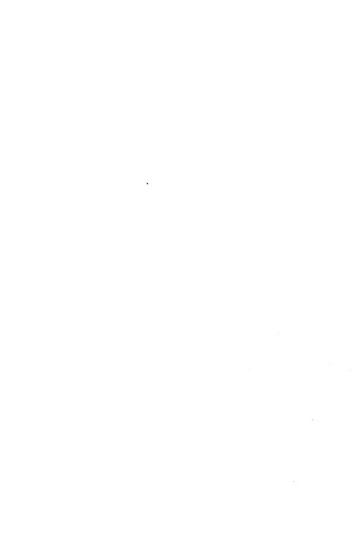

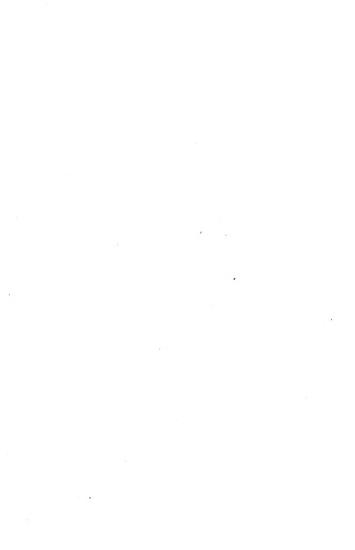

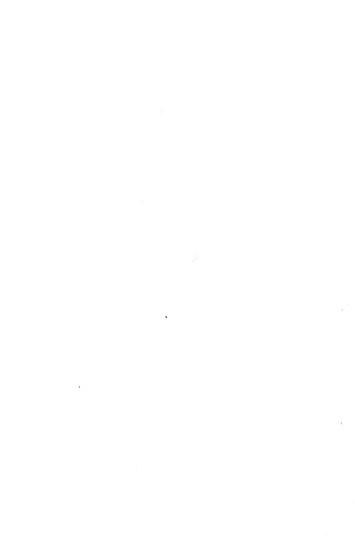

## POESÍAS DEL DR. DON JUAN DE SALINAS.

I

A la Bibliotera de la Socieda womine Tosa Mi Herens





5. x. ±.

# POESÍAS

DEL DOCTOR

# D. JUMN DE SALINAS Y CASTRO, NATURAL DE SEVILLA.

PUBLICADAS POR EL ORIJINAL PREPARADO PARA DARLAS Á LA IMPRENTA EN 1646.



### EN SEVILLA:

Imp. que fué de D. José María Geofrin, calle de las Siérpes núm. 35. AÑO DE 1869. 1. A. .

### TIRADA DE 300 EJEMPLARES.

EJEMPLAR NÚM. 29/.

### ADVERTENCIA.

La noticia de los códices de obras poéticas del Dr. Juan de Salinas, que hemos alcanzado á ver, irá por Apéndice al final del tomo II. de esta edicion. Ahora solamente diremos, que todas las poesías contenidas en este primer volúmen van esactamente copiadas y con el mismo órden que guardan en el códice preparado para la imprenta en 1646, con la aprobacion y licencia autógrafas, aquella del Licdo. Rodrigo Caro, y esta del Dr. Ribera, que posee y nos ha facilitado con su proverbial jenerosidad el Sr. D. Pascual de Gayangos.

Las dos terceras partes de aquel precioso códice van comprendidas en este primer volúmen; el resto irá en el siguiente, con várias obras poéticas, que se encuentran en otros manuscritos de los que hemos rejistrado y no están en este.

La noticia biográfica fué escrita por D. Diego de Arroyo y Figueroa, cuyo padre, amigo íntimo del Dr. Salinas, le asistió hasta sus últimos momentos; habiéndole puesto algunas *notas* para satisfaccion de los curiosos.

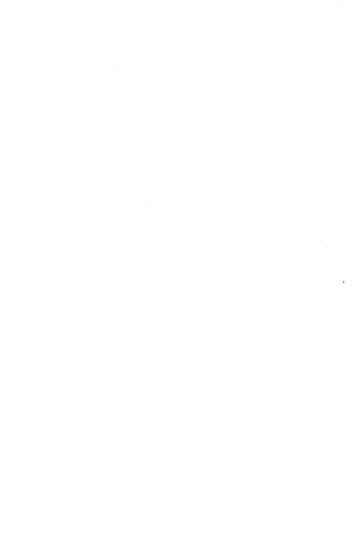

### BREVE NOTICIA

DEL VENERABLE Y EJEMPLAR SACERDOTE,

EL DOCTOR D. JUAN DE SALINAS,

CANÓNIGO QUE FUÉ DE SEGOVIA, Y ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL DE SAN COSME Y SAN DAMIAN DE SEVILLA.

ESCRITA POR

D. DIEGO DE ARROYO Y FIGUEROA.

De aquel segundo Apolo sevillano, (1) esplicado en las luces de sus
obras; de la gracia más virtuosa, del
más relijioso desahogo, de la afabilidad más circunspecta, del cortejo más
recatado, del injenio más decoroso,
del Dr. Juan de Salinas, venerable
sujeto, celebrado siempre del mundo,
fénix hoy resucita la memoria en sus
raros conceptos, que los síglos celebren, los doctos solemnicen, los injenios alaben y en contínuos obsequios
la censura mayor los califique.

De este, pues, singular varon perfecto, sal que así sazonó el sabor de todos con los rasgos apacibles de su pluma, de quien dijo el célebre Juan Rufo, Jurado de Córdoba, que fué Salinas de sabiduría é injenio de azucar; obligado cuanto agradecido á la estrecha amistad que le debieron D. Juan de Arroyo, hermano de mi abuelo, y D. Luis de Arroyo y Figueroa, mi padre; juzgando á ingratitud dejar al olvido el precioso tesoro de sus obras; bien que advertidos aquellos de su modestia, conocian la repugnancia que siempre hizo á que se manifestasen ó imprimiesen, deseando que el fuego las consumiera, y su desabrimiento, del tiempo, á su parecer, mal empleado en su compostura las chancelase; como en efecto, lo intentó en ocasion que casualmente sus ya referidos amigos entraron en su cuarto; los cuales, reconociendo el mal logro de tan preciosas margaritas, con corteses ruegos, se lo impidieron, librando del voraz elemento lo inculpable de aquellos, de su entendimiento bien nacidos hijos, si bien con caucion, que en los profanos se ejecutase la cruel sentencia,

dispensando solo en lo sacro y virtuoso.

En fin, estas á todas luces inestimables obras, no reservando alguna, pretendo dar á la estampa sin obedecer al autor, juzgando en igual presupuesto por más cortés la descortesía de faltar á sus preceptos, que la urbanidad de seguir el dictamen contrario á el de tantos bien entendidos que desean gozarlas. Y para que se verifique cuanto conviene lo dicho á la virtud y heróicas partes que le ilustraron, se puede inferir en el discurso de su vida y loables acciones, en que dió materiales á la que de él escribió el padre Gabriel de Aranda, de la Compañía de Jesus, en la «Vida de la Venerable Madre Soror Francisca Dorotea," á la que me remitiendo, solo haré un breve epílogo, que acompañe sus obras.

Nació el Dr. Juan de Salinas en la ciudad de Sevilla, (2) ilustre patria de pechos nobles y ánimos jenerosos, recibiendo de tal madre por nativo Influjo la injenuidad del estilo, que en ella vienen á aprender los estraños

para su mayor lustre. Pedro Fernandez de Salinas, natural de Navarrete en la Rioja, de calificada nobleza, y Señor de Bobadilla, que despues vendió en desigual fortuna, fué padre del Dr. Juan de Salinas; de cuya parte tuvo, y hoy viven en esta ciudad de Sevilla y en Granada, caballeros Veinticuatros y de las tres órdenes militares, de quien, reconociendo su parentesco, hicieron grande estimacion en aquel tiempo.

Doña Maríana de Castro, fué su madre, natural de Sevilla, de quien se pudieran referir deudos de ilustre sangre y conocida virtud; como todo consta del árbol de la casa de Salinas, que hoy pára en poder del Maestrescuela de Cádiz D. Juan Antonio Casa-

abante, su sobrino. (3)

Cursó las letras los primeros años hasta graduarse en cánones y leyes, y ántes de llegar á los 25 años ya era canónigo de la Santa Iglesia de Segovia, (4) donde escribió la mayor parte de los versos que se hallan en sus obras; y siendo así que há más de ochenta años, gozaron de aquel

estilo y gala que hoy se usa, con que demuestran el injenio y viveza del autor, que por aspirar á otros mayores puestos, ó porque lo dispuso así el cielo para más aprovechamiento de su alma, siendo ya sacerdote, habiendo hecho dejacion de su canonjía, vino á esta ciudad de Sevilla, como oríjen de su primer aliento al mundo.

Aquí compuso el resto de sus obras, que consisten en injeniosísimos epígrammas, portándose con lucida ostentacion de criados y menaje de casa, conforme á la autoridad de su calificada persona; haciendo de ella todo aprecio y estimacion lo más escojido y noble de esta ciudad, segun los respetos heredados de sus padres: y como hombre docto, acudiendo ejemplarmente á las obligaciones de su estado; y tan liberal y jeneroso en lo temporal, que nunca le faltó el serlo, aun despues de su mayor reformacion y conocida virtud.

Y dándole Dios para esto mayor luz con su gracia, trató de frecuentar la casa Profesa de la Compañía de

Jesus; y gozar de la doctrina y santo ejemplo de los relijiosos que en aquel tiempo asistian, dando á los fieles, como siempre lo hacen, el sazonado fruto de la Iglesia, en ocasion que ilustraba esta sacra familia el V. P. Francisco Arias, con quien tuvo particular vínculo de amistad. (5)

Este venerable varon se agradó tanto de la comunicacion del DR. Juan DE SALINAS, y le cobró tanta aficion, que á pocas vistas que se hicieron lo redujo y trajo á sí, y á la participacion de su espíritu, quedando ambos recíprocamente aficionados y correspondidos; y el prudente Doctor tan aprovechado, que se resolvió á seguir la vietad decemposión dos a totalmentes la virtud, desapropiándose totalmente de la vana ostentacion de su casa y familia, sin admitir para adorno de su persona seda, ni otro adorno que desdijese á un estado muy reformado y ejemplar, reduciendo la vajilla de pla-ta de que se servia á una de barro ordinario; siendo tan firme su verdadero desengaño y nuevo modo de vida, que la observó constantemente hasta que pasó á la eterna

de edad de ochenta y tres años.

En este tiempo que frecuentaba la casa Profesa, y comunicaba la dirección del P. Arias, sucedió vacar la administracion del hospital de San Cosme y San Damian, İlamado vulgarmente de las Bubas, cuya provision y Patronato es del siempre Illmo. Cabildo y Rejimiento de Sevilla, que le elijió y proveyó en dicha administracion por sus votos, á propuesta y solicitud del Padre Arias, para que mejor se ejercitase en la caridad (6); en cuya ocupacion pasó el resto todo de su vida; y aunque poco despues le ofrecieron un canonicato en la Sta. Iglesia Mayor de Sevilla, por persua-ciones que le hicieron no fué posible aceptarlo, juzgando á saludable antídoto de su alma el desembarazo para asistir mejor á los pobres de su hospital. Y obligado de la obediencia, bastantemente compelido por el Illmo. Sr. D. Pedro de Castro, que gozó del mismo acierto del elejir sujetos, cuanto le tuvo en gobernar sus Pontificados, fué Visitador de Fábricas, y de algunos conventos de monjas de su jurisdiccion (7).

Mereció lograr en tiempo de su administracion, por conocido premio de su virtud, la nueva fundacion, que, enfrente casi de su hospital se hizo, de Domínicas descalzas de Ntra. Sra. de los Reyes, siendo fundadora Soror Francisca Dorotea, donde acudiendo á decirles misa ántes de la clausura, cuando era solo recojimiento, aficionada su virtud á este nuevo Oriente, á quien ayudó, hasta lograr con su ayuda el deseado asiento y ereccion, á espensas de los afanes y gastos que voluntariamente hizo, copiosamente grandes, mereciendo ser el último confesor que tuvo la Venerable Madre Dorotea, y en cuyo tiempo murió.

Y despues del dicho tránsito de la Venerable Madre, continuó en asistir á sus hijas, admínistrando su corta hacienda, con la misma puntualidad que hasta entónces lo habia hecho. No obstante haber sido su Visitador, fué tanta y tan singular la devocion que en vida y muerte la tuvo, que á instancia y costa suya se hicieron las informaciones para la beatificacion de la Sierva de Dios, consiguiéndola de

la Santidad de Urbano VIII el rótulo, que llegó el mismo dia que murió (8), que parece que solo le aguardaba; como lo observaron el Padre Sacramento, Trinitario, y D. Luis de Arroyo, mi padre, que estaban á su cabecera, que como muy aficionados á su persona y á la devocion de este santuario, le asistieron en esta ocasion.

Pasó á mejor vida, á los ochenta y tres años de su edad, en 5 de Enero de 1643. (9)

Yace su cuerpo sepultado en el relijiosísimo convento de los Reyes, sobre la última grada del altar Mayor, delante del sepulcro de la Venerable Madre, á la reja del coro bajo, donde descansa en el Señor, gozando el premio que sus buenas obras le consiguieron. No tiene piedra su sepultura; descuido de sus parientes, que, ausentes de Sevilla, no cuidaron de tan digno monumento.

### EL DOCTOR ANTONIO DE VILLAGRAN.

canónigo de la colejial del Salvador

DE SEVILLA,

EN LA MUERTE DEL DOCTOR

JUAN DE SALINAS.

### EPITAFIO.

En un varon sin segundo,
Esta sepultura encierra
La mayor sal de la tierra,
La más clara luz del mundo:
El injenio más profundo,
Las gracias más peregrinas.
Entre virtudes divinas
Que Dios le dió; ¿Quién será?...
Por las señas, claro está
Que el Doctor Juan de Salinas.

### RODRIGO MARTINEZ DE CONSUEGRA,

AL SEPULCRO DE

### EL DOCTOR JUAN DE SCALINAS.

Aquel, que nombre inmortal Ganó en cadencias divinas, Con cuya sal, las Salinas Acrecentaron su sal; Rendido al golpe fatal Del pulso, que nunca yerra, Cadáver yerto le encierra Monumento, donde fundo Que vivo fué luz del mundo, Muerto, la sal de la tierra.

Mas, jó tierra! jó sepultura! Tu ingratitud te deshonra, Pues del que te ha dado honra Voraz destruyes la hechura. Y si tu ambicion procura Por medras de tu caudal Resolver su natural, Disposicion sacra ordena Darte en la culpa la pena, Pues que te siembra de sal.

# AL CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA \*\*DE LOS REYES,

RELIJIOSAS DOMÍNICAS DESCALZAS,

EL DOCTOR JUAN DE SALINAS,

QUE FUÉ SU BIENHECHOR. MURIÓ DIA DE LA EPIFANÍA.

Y EL OTRO BIENHECHOR, QUE REFIERE QUEDÓ VIVO, FUÉ JUAN ASSAYN DE UGALDE, TESORERO DE LA CASA DE LA MONEDA DE SEVILLA.

POR UN DEVOTO SUYO.

Con escesivo dolor Estas santas relijiosas Quisieron cubran las losas De este altar, su bienhechor. No solo por su valor, Sino para declarar Que tan subido lugar Merece, y es bien que esté De su altar Mayor al pié El que fué pié de su altar.

De dos brazos que tenia Este aprecio milagroso Perdió el uno, lastimoso Fracaso, en su mesmo dia; Y cuando el llanto pedia, Al parecer, y desvelo, Muestra alegre su consuelo Cierto, que goza de Dios, Y así entiendo tienen dos, Uno aquí, y otro en el cielo.

### CAL SEPULCRO DEL DR. SALINAS.

#### SONETO.

El horror, pasajero, de esta losa, Durísima memoria de la muerte, Principio de la buena ó mala suerte, Precisa puerta de la más dichosa;

Sella el feliz sepulcro en que reposa, No yace, pues no yace si se advierte, Quien renace á más vida y quien lo fuerte Á invencible llevó vida gloriosa.

Quien fué sin vanidad docto y prudente, Quien fué con humildad piadoso y santo, Ejemplar de virtudes peregrinas.

Quien con suave estilo y elocuente Fué de las musas sal, en dulce canto, Quien fué, en fin, el *Doctor Juan de Salinas*.

# Á LA INMORTAL FAMA CON QUE VIVIRÁ ETERNO EN SUS OBRAS EL DR. JUATY DE SALINAS.

#### SONETO.

Renace, ó fénix, de mortal ceniza Á la inmortal de aplauso soberano En esfera mayor, que el ser humano Tu natural donaire te eterniza.

Vivo tu injenio el mundo preconiza, Aunque el ser te quitó la inmortal mano, Pues tu gracia y tu númen cortesano Nueva vida en tus obras solemniza. !Ó Salinas, de sales peregrinas! !Ó varon singular, docto y prudente! Vivo en tus rasgos vivos bien te ajusto,

Cuando la sal deshecha en tus Salinas Dá en estilo sutil, cuanto elocuente, Al injenio sabor, al alma gusto.

### AL MISMO ASUNTO.

DE D. FRANCISCO JIMENEZ SEDEÑO DE CISNEROS.

### SONETO.

Yerto trasunto de Lachesis dura, Fatal admiracion de sus despojos Todo noche lo honesto de sus ojos, Nada asombro lo muerto en su hermosura.

En siete piés de helada sepultura Para ejemplo de bárbaros antojos, Velados ya sus esplendores rojos, Y su espíritu en pátria más segura;

Yace un canoro cisne, cuyo acento Fué la sal de la tierra repetido, Tan suave alternó su dulce canto. Mas aunque en polvo se volvió su aliento, Fénix renace en Dios, tan advertido, Que sus cenizas le acreditan santo.

### DEL MISMO AUTOR.

DÉCIMA.

Este cadávér que vés, Ó mortal, que peregrinas, Del Doctor Juan de Salinas La sombra, no imájen es. De todo humano interés Se destituyó en la suerte; Su muerte, vida se advierte; Y así en estas causas dos, Muerte, que renace á Dios, Llámese vida y no muerte.

# NOTAS.



La pátria del Doctor Salinas ha sido puesta en cuestion por algunos eruditos, que sin otro motivo, al parecer, que el de haber sido el poeta canónigo de la catedral de Segovia en su juventud, han formado decidido empeño en hacerle natural de aquella ciudad.

Sin embargo, por hijo de Sevilla le señalan: 1.º—D. Diego de Arroyo, cuyo padre fué amigo íntimo del autor.

- 2.º—El docto Rodrigo Caro, su compañero en la visita de fábricas de la Diócesis, tanto en la Aprobacion, que vá al frente de las poesías, como en su obra inédita de Varones insignes en letras, naturales de la Ilustrísima ciudad de Sevilla.
- 3.º—El célebre analista D. Diego Ortiz de Zúñiga, su ahijado de bautismo, que en sus *Anales* le cita repetidamente.
- 4.º—El Padre Gabriel de Aranda, en la vida de la Venerable Madre Francisca Dorotea.
- 5.º—D. FERMIN ARANA DE VARFLORA (el P. FERNANDO DE VALDERRAMA) en su obra Hijos de Sevilla ilustres en Santidad, Letras, Armas, Ar-

- tes ó Dignidad—Sevilla: en la imprenta de Vazquez é Hidalgo—Año de 1791.
- 6.º—D. Justino Mature y Gaviria en sus Adiciones y correcciones, á la obra que antecede, que se conservan inéditas en la Biblioteca Colombina—(EEEE.—465.—44.)
- 7.º—D. Bartolomé José Gallardo, que en el códice HHH.—332.—24—de la misma Biblioteca, que contiene las *Poesías de Salinas* recojidas en 1780 por D. Manuel José Diaz de Ayora y Pinedo, tachó en la portada la pátria del poeta, poniendo de su puño y letra Sevilla, en vez de *Segovia*, que habia escrito el colector, y no contento con esto, añadió la siguiente:
- N. B.—El Sr. Ayora padece alguna equivocacion en lo que dice respecto al Dr. Salinas. V. la obra ms. Claros varones en letras, naturales de Sevilla, que juntaba el Lic. Rodrigo Caro, con notas y adiciones por D. Juan Gonzalez de Leon. (Q. Q.—224.—4.)

GALLARDO.

Las opiniones de tan eruditos biografos iran en sus respectivos lugares en estas notas.

Pero si aún pudiera quedar algun linaje de duda ante tan repetidos y respetables testimonios, podemos desvanecerla con la voz misma de nuestro poeta.

En el archivo Municipal Seccion 4.ª Escribanías de Cabildo.—Siglo XVII.—tomo 19.—núm—13—se encuentra el espediente formado

en el mes de Noviembre del año 1600 sobre nombramiento de administrador del Hospital de las Bubas. Fueron muchos los solicitantes y entre ellos el Dr. Salinas, que presentó el Memorial siguiente, escrito todo de su mano:

El Dotor Juan de salinas: digo, que yo soy natural de esta ciudad de seuilla y por este título con los demas pretendo que V. S.ª me haga merced de la administracion del ospital de las bubas y aunque á muchos de V. S.ª les es notorio lo que digo para que le conste enteramente hago presentacion de esta fee de baptismo, y pudiera presentar recados de como fueron tambien naturales desta ciudad mi madre y aguelos.

á V. S.ª suplico mande se vea haciéndome en todo la merced que espero, y para ello &c.

### D. JUAN DE SALINAS.

La partida de bautismo que acompañaba á esta solicitud no se encuentra hoy en el espediente.

El P. Gabriel de Aranda, en la Vida de la Venerable Madre Soror Francisca Dorotea, que se imprimió en Sevilla, en 1684, á la pág. 520, dá mayores detalles en estos términos:

"Hallandose, pues, en Sevilla Pedro Fernandez de Salinas, sujeto tan calificado, habia de buscar persona de igual nobleza para tomar estado: v así escojió unirse en matrimonio con Doña Mariana de Castro, del cual matrimonio tuvieron dos hijos, Juan y Pedro, que entrambos fueron sacerdotes; pero faltando en breve la madre y hallándose Pedro Fernandez de Salinas viudo y fuera de su pátria, determinó volverse á la Rioja, y á la ciudad de Logroño lugar de su nacimiento, donde podria con más conveniencias criar á sus hijos. Esta mudanza fué motivo de criarse nuestro Dr. Salinas en Logroño, y que cuando despues de muchos años volvió á Sevilla se juzgase en ella por forastero; mas de persona que hoy vive relijiosa en el convento de los Reyes, y de quien fué confesor, se sabe, por habérselo oido decir á él mismo, como habia nacido en Sevilla, víspera de Navidad, año de mil quinientos y cincuenta v nueve.»

## (3.)

Nacieron de esta union tres hijos, Juan y Pedro, y Mariana. Casó esta en Cádiz con el capitan D. Juan de Caycuegui y Casanova, y su hija Doña Luisa de Caycuegui y Salinas, nació en 30 de Mayo de 1639, dia del Córpus. Fué relijiosa en el convento de los Reyes, donde murió en 18 de Abril de 1673 á los 43 años de edad. De esta sobrina del Dr. Salinas proceden muchas de las noticias de su vida, que aprovechó D. Diego de Arroyo.

Tambien era sobrino de nuestro autor el célebre pintor y poeta D. Juan de Jáuregui.

## (4.)

Obtuvo la canonjía estando en Roma, y despues de largas pretensiones. Hizo, pues, el viaje en su primera juventud; y de su permanencia en Roma hay muchos recuerdos en algunas de sus composiciones; y allí escribió el poemita jocoso de los *Ejercicios de San Ignacio*, que irá en su lugar respectivo.

### (5.)

#### EL PADRE FRANCISCO ARIAS.

Este virtuoso varon y esclarecido hijo de Sevilla, que tan grande influencia ejerció en la vida del Dr. Juan de Salinas, nació por los años de 1536. Estudió la filosofía y Teolojía en la célebre Universidad de Alcalá de Henares, fundacion de nuestro gran Jimenez de Cisneros, y habiéndose ordenado de sacerdote, muy jóven todavía, cantó su primera misa en la iglesia de San Martin.

Tomó la sotana en la Compañía de Jesus á la edad de veinte y siete años. Fué lector de Sagrada Teolojia, Rector de los colejios de Trigueros y Cádiz; gozando en todas partes de mucha consideracion por sus predicaciones y sus virtudes. Fué enviado á Valencia, donde residió diez años, desde el de 1582 á 1592; y á su vuelta á Sevilla acrecentó su fama hasta tal punto, que se le distinguia entre los muchos predicadores famosos que en Sevilla se admiraban, como Fr-Pedro de Valderrama, Fr. Juan Bernal, el Padre Maestro Hernando de Santiago, apellidado pico de oro, y otros vários. En esta época fué cuando le conoció el Dr. Salinas, como refiere su biografía.

Murió el P. Arias en 23 de Mayo de 1605, dejando escritas algunas obras ascéticas, muy estimadas de sus contemporáneos.

(6)

Este nombramiento tuvo lugar en el mes de Enero de 1601.—En el año de 1603 se formaron por el mismo Dr. Salinas los Protocolos de las fincas pertenecientes al hospital, porque antes no los habia, segun consta en la portada de los mismos, que se guardan en el archivo de las oficinas de Beneficencia.

(7.)

En la visita de Fábricas, y en la de conventos tuvo el Dr. Salinas por compañero al célebre anticuario Rodrigo Caro. Dejó este inédidita y sin concluir la obra que intituló: Varones insignes en letras, naturales de la ilustrísima ciudad de Sevilla, que inquiria el Lic. Rodrigo Caro:—y en ella este artículo:

EL DOCTOR JUAN DE SALINAS, Administrador del Hospital de S. Cosme y S. Damian.

«El Dr. Juan de Salinas, canónigo que fué de Segovia, y despues administrador del Hospital de S. Cosme y S. Damian de Sevilla, de donde fué natural y murió. Fué muy conocido en España por muchas obras de poesía que compuso, que algunas andan impresas en el Romancero General, y muchas de las demás se han juntado ahora para dar á la estampa.

«Fué agudísimo en sus conceptos, y ninguno úsó de la alusion ó paronomasia de los hombres con mayor ventura y ajustamiento, en lo cual tuvo tanta felicidad, que en muchas de sus obras puede compararse con Marcial y D. Luis de Góngora en nuestros tiempos. Quien leyere juzgará esto mismo, si fuere juez imparcial.»

Grande amigo fué tambien el Dr. Salinas de la ilustre familia de D. Diego Ortiz de Zúñiga, y así lo espresó este en sus *Anales*, el año de 1611, pág. 610, col. 2.ª (\*), donde dice:

«En su edad floreciente fué canónigo de la Santa Iglesia de Segovia, y pudieron prometerle altas esperanzas sus prendas, y favores que por ellas granjeó; pero desengañáronlo emulaciones, de que combatido bisso asilo, retirándose á Sevilla, donde se hizo dignamente estimar, y fué favorecido de los Arzobispos Cardenal D. Fer-

<sup>(\*)</sup> Citamos la primera edicion hecha en Madrid, en la Imprenta Real, por Juan García Infanzon en 1677.

nando Niño de Guevara y D. Pedro de Castro, que lo ocuparon en la visita general del Arzobispado, y el Cabildo de la ciudad le dió la Administracion del Hospital de San Cosme y San Damian, donde, por la mucha vecindad, conoció y trató con espacio á Doña Luisa de Abrego y á la Madre Francisca Dorotea, y penetrando la alteza de sus virtudes, se dió á favorecer v fomentar sus intentos, mediante su autoridad (v la del Obispo de Bona, D. Juan de la Sal. su estrechísimo amigo): débole particular memoria y veneracion, por haberme sacado de pila, y recibido en sus brazos el santo Sacramento del Baptismo, como estrechísimo amigo de mis padres y abuelos: acabó en larga ancianidad y ejemplo, y yace en la Iglesia del mesmo convento.»

Completaremos esta noticia de los amigos del Dr. Salinas, insertando el apunte biográfico del Obispo de Bona, que dejó escrito el docto sevillano D. Justino Matute, en sus citadas *Adiciones y correcciones*, á la obra del Padre Valderrama.

"Don Juan de la Sal, que segun Rivarola (Historia de Jénova fól. 179) dijo su primera misa en el colejio del Ánjel de Sevilla, era canónigo de Cartajena, como afirma el Abad Gordillo en su Historia Eclesiástica de Sevilla, en el Tratado de los Obispos ausiliares: y en el mis-

mo, fól. 250 del ejemplar de la Biblioteca de la Catedral de Sevilla, dice: «El Sr. D. Fernando Niño de Guevara hubo por Obispo titulado de la ciudad de Bona, en la provincia de África, postulado y señalado por sufragáneo, al Dr. D. Juan de la Sal, que tuvo toda la que es menester para ser agradable. Era natural de Sevilla, discreto ab ineunte ætate, y así fué su renombre en las escuelas de Salamanca, que lo retuvo mientras vivió en todas sus acciones, con que se conoce su falta; y se contrapone á la que se vé en estos que no se le asemejan.» Efectivamente era tan salado y de un talento tan fino, que cualquiera cosa debajo de su mano cobraba vida, como se vé en lo único que de él se ha conservado que son siete cartas, que escribió al Duque de Medina-Sidonia, dándole cuenta de algunos hechos notables sucedidos en Sevilla, con un clérigo iluso, llamado el P. Mendez, natural de Moguer, con fecha de Julio de 1616, las que se conservan en la Bibloteca de la Catedral, estante AA, tabla 141, códice núm. 7. Fué uno de los jueces del certámen poético, que en obseguio de la Concepcion de Ntra. Señora celebró en Sevilla la Hermandad de S. Pedro Advíncula, año de 1616, como escribe el Licdo. Francisco de Luque Fajardo, en la Relacion que formó de dichas fiestas.

«D. Juan de la Sal y Aguilar, Obispo de Bona, falleció en 14 de Enero de 1630, bajo el

testamento que otorgó ante Luis Alvarez el dia 8, en que dejó el usufructo de casas principales en el Arquillo de San Martin, á Doña Luisa de Aguayo, su sobrina, y á D. Fernando de la Sal, hijo de la misma, y la propiedad al Noviciado de S. Luis, donde está enterrado. (Prot. de S. Luis.) Hizo confirmaciones en S. Esteban de Sevilla el 28 de Diciembre de de 1606, en 14 de Mayo de 1615, y continuó ejerciendo hasta 4 de Abril de 1621. Se titulaba Obispo de Bona ó de Hiponia, y en su tiempo fué tambien ausiliar, D. Fr. Francisco de Vera Villavicencio, quien hizo confirmaciones en la misma iglesia de S. Esteban el 2 de Enero de 1613. Hizo tambien confirmaciones en el Sagrario el 22 de Agosto de 1604, segun consta de sus libros.»

Hasta aquí Matute. Á sus noticias podemos añadir la que entre las fiestas con que celebraron los Jesuitas la Beatificacion de S. Ignacio, hubo *Justa poética*, en que figuraron entre los jueces del certámen *D. Juan de la Sal* y el *Doctor D. Juan de Salinas*.

De estas fiestas hay una relacion, escrita por el Licdo. Francisco de Luque Fajardo, que se imprimió en Sevilla por Luis Estupiñan, en 1610, y hoy es rarísima. Á esta Justa concurrieron los mejores injenios de Andalucía, y entre ellos Rodrigo Caro, D. Juan de Jáuregui, Juan Antonio del Alcázar, Francisco Pacheco y D. Luis de Góngora.

El Padre Gabriel de Aranda dice así:

«Estando va batallando con la muerte, se suspendió por un gran rato, y volviéndose á D. Luis de Arroyo (que le asistia sin apartarse de su cabecera) le dijo: fuese al correo, á ver si en aquella estafeta habia tenido cartas de Roma; y trayéndole una del Dr. Bernardo de Toro, ajente de la causa de la Sierva de Dios en Roma, supo por ella como ya estaba mandado despachar por Su Santidad y su Sagrada Congregacion el Rótulo In génere para las informaciones de Beatificacion de la Madre Francisca Dorotea Authoritate Apostólica: con que no cabiendo en sí de placer, comenzó como otro Simeon anciano en virtud y en años, á cantar alabanzas á Dios, y á pedirle pusiese límite á los afanes y males, que padecia en esta vida mortal, trocándola por la inmortal y eterna, pues habia llegado á ver lo que deseaba, de estar tan adelantada la causa de la Venerable Madre, á quien tanto habia comunicado, y á quien tanto amor debia; y entre júbilos de gozo por lo que oia, y consuelos de la felicidad que esperaba, dió su alma este varon sabio, devoto y ejemplarísimo Sacerdote á los ochenta y tres años de su edad.»

(9)

En el libro 3.º de entierros de la Iglesia parroquial de Sta. Catalina, se encuentra al fólio 4, la partida siguiente:

DR. Juan de En 5 de Henero de 1643 años murió Salinas. en esta collacion el Dr. Juan de Salinas, administrador de el hospital de las bubas enterrose en la Iglesia de las monjas de los reyes juntó á Santiago el viejo. no testó. dió poder para testar al licdo. Bernabé de Bañuelos, cura del mesmo ospital y vive en el. En 6 se le dixo misa de cuerpo presente.

Luis Velasquez.

Con este documento se desvanece el error de los biógrafos que colocan el fallecimiento de Salinas en 1645 y 1647.



## OBRAS POÉTICAS

DEL FENIX DE LA EUROPA,

### EL DR. JUAN DE SALINAS,

CANÓNIGO QUE FUÉ DE LA SANTA IGLESIA DE SEGOVIA,
Y ADMINISTRADOR PERPETUO DEL HOSPITAL

DE S. COSME Y S. DAMIAN

DE LA MUY NOBLE Y MUY LEAL CIUDAD DE SEVILLA.



## $\mathcal{APROBACION}.$

Por comission del Sr. D. Juan de Ribera inquisidor apóstolico de la inquisicion de Córdoba y su distrito, canónigo, Provisor y Vicario general de la Santa Iglesia de Sevilla y su arçobispado, é visto este libro de las obras poéticas del Dotor Juan de Salinas, canónigo que fué de Segovia, Administrador del Ospital de San Cosme y San Damian de esta ciudad, para darlas á la estampa. Muy conocido fué en ella este autor por su conocida virtud y vida exemplar, tanto como por su agudo ingenio; mostrólo en hazer versos ingeniosos, con que adquirió nombre y celebridad no solo en Sevilla, su patria, sino en toda España. En la poesía se inclinó á lo que comunmente los Españoles son inclinados, que es cifrar con viveza un conceto ó muchos en pocos versos, ajustando de manera la propiedad de las vozes, que ninguna esté ociosa. Assí lo pide el arte, y esta virtud resplandece en el príncipe de los Poetas epigramatarios Marco Valerio Marcial, tambien Español de la Celtiberia, á quien admiró la antigüedad Romana y admiraran los siglos. Nuestra edad conoció á Don Luis de Góngora, hijo de aquella madre de eternos ingenios, Córdoba. Siguióles el Dr. Juan de Salinas con particular génio en cifrar concetos y gracias con tanta propiedad y sales, que en este género no les es inferior, estrechando su Musa á aquellos precetos que ensenó Quintiliano, tanbien Español, en el lib. 6. c. 3. de las instituciones oratorias, dijo muchas gracias pero sin agravio de nadie:

Non sunt, crede mihi qui nocuere sales.

Tuvo en todo lo que compuso notable felicidad, á que se le siguió, viviendo, notable aplauso en esta ciudad. No hago aora juizio de estos tres poetas comparándolos entre sí mismos. Los dos primeros adquirida tienen possesion de respeto, el primero en todo el Orbe Romano, el segundo en toda la monarchía Española. El tercero saldrá aora á la luz, y de él hará juizio cabal el letor noticioso. La alabança, dijo Laberio, es pública; esto es, el pueblo será juez del que la merece. En lo que mas resplandeció su agudeza fué en las alusiones y equívocos, en que no es inferior á los demás, antes superior

en la pureza de la habla castellana. No ai en todo lo que escribió cosa que offenda ntra, stafeé cathólica, ni á las buenas costumbres. Este es mi parecer salvo Ac.

EL LICDO. RODRIGO CARO.

En 16 de Mayo 1646.

Despachése licencia.

Hay una rúbrica del Dr. Ribera.

### LICENCIA.

El Licdo. D. Juan de Ribera, Inquisidor de Córdoba canónigo de Sevilla, Provisor en ella y su Arzobispado: por la presente doy licencia, por lo que toca á mi Tribunal, para que cualquier impresor, pueda imprimir y imprima las Obras poéticas de el Dr. Juan de Salinas, canónigo que fué de Siguenza, (\*) sin que por ello incurra en pena alguna. Dada en Sevilla á 17 de Mayo de 1646.

EL LICDO. JUAN DE RIBERA.

#### DIEGO DE LA IGLESIA ALEMAN.

<sup>(\*)</sup> Así el original. Es equivocacion manifiesta del Notario, en vez de Segovia.

# Á LO HUMANO,

#### INGENIOSISIMOS SONETOS

DEL DOCTOR

JUAN DE SCALINCAS.

Ι.

En metáfora de música, á la condición natural de una muger fea ó hermosa.

El seis que la sonora voz levanta Con quiebro natural, si ya su parte Supo cantar, del resto ufano parte Rico y seguro en su feliz garganta.

No así el que esteril con violencia canta, Que estudia, vela, y ápices comparte, Obtiene plaza magistral, que l'arte Defectos suple y suertes adelanta.

Símil de las hermosas y las feas, Que idolatrando aquellas su belleza Del cuidado descuidan la eficacia.

Estas, abominando aun sus ideas, Lo que perdieron por naturaleza Les dá el hechizo artificial por gracia. En una junta de señoras, saliendo de visitarlas el Obispo de Bona D. Juan de la Sal, y el Dr. Juan de Salinas, quiso por entretenimiento una de ellas averiguar por votos de las demás, cual de los dos era de mejor gracia, ó más discreto. Y otra señora, gorda en estremo, fué voto declarado por el Dr.

JUAN DE SALINAS, QUE HABIÉNDOLO SABIDO, DIJO

La que de aguda en mi opinion despunta Y es de la discrecion el protocolo Tuvo un antojo crítico y cumpliólo, (Debe de estar en cinta ó lo barrunta,)

Sin mi licencia espresa ni presunta Me dió certamen con el Dios Apolo, Pero hizo mas peso (\*) un voto solo Que todo lo restante de la Junta.

Quien se asegura pues? ¿quien desfallece, Con que los ojos del discurso pase Por la moralidad que aquí se ofrece?

Que con festividad de prima clase, Concurra un simple y haya quien le reze! No hizo Dios á quien desamparase.

<sup>(\*)</sup> Era gorda.

#### Ш.

Cierto caballero despues de viudo trató casar con Doña Fulana Gallarda.

Lo que hay de nuevo por acá, Ricarda, Si lo supieses bien te espantaría: Pintarélo en tan clara alegoría Que la aciertes á tiro de bombarda.

Un gran maestro de danzar te aguarda, Viejo, pero lijero en demasía, Danzas y bailes mezcla cada dia, Y ahora el caballero, y la Gallarda.

De la Morta (\*) no hay rastro ni memoria; Hizo ya su papel ¡Ay, suerte triste: Cuanta instabilidad hay en las danzas!

Aplausos breves de inconstante gloria: Pero ¿qué mucho si su ser consiste En variedades, vueltas y mudanzas?

<sup>(\*)</sup> Una danza llamada Morta.

CIERTA SEÑORA, MUJER DE UN VEINTICUATRO, LE PRESENTÓ UNAS CEREZAS EN CONSERVA Y UNAS GUINDAS CRUDAS, Y SU MARIDO LE COBRÓ UNA CARTA DE PAGO DE SEISCIENTOS DUCADOS, CUYA COBRANZA TENIA DIFICULTAD.

AGRADÉCELES LO UNO Y LO OTRO EN ESTE:

Conservada cereza, guinda cruda, Y en pesado vellon, de ciento en ciento Los años del glorioso nacimiento De la encubierta magestad desnuda;

Mercedes tales son, que nadie duda Ser imposible recibir descuento, Y cuando alguno de palabra intento, Hallo corto el caudal, la lengua muda.

Varios sucesos, nuevos desengaños, Tristes mal-logros de esperanzas ciertas, Me tienen tanto mas reconocido:

Vívame el par sin par dichosos años, Pues tan de par en par abre las puertas Del corazon piadoso á un desvalido. Habiendo hecho el autor algunas décimas á cierta señora casada con un caballero de esta ciudad, primo suyo, á quien finje el nombre de Bras, hizo á vueltas de ellas este soneto, repitiendo el consonante de Bras.

Ciego rapaz de las doradas hebras, Flechero atento que en destreza sobras Al africano esperto, y con tus obras En los fines del orbe te celebras.

¡Oh cuántas fés en tu violencia quiebras!
¡Oh cuantos pechos indebidos cobras!
¡Cuán dulcemente con hechizos obras!
¡Oh cómo sabes más que las culebras!

Tus pagas son (por mucho que lo encubras. Falsas monedas que en tus cuños labras, Ó letras que en falidos bancos libras.

Ruégote, ó desengaño, que descubras Tantos embustes y mis ojos abras, Daré culto á tus aras si me libras.

....

#### VI.

Á UNA RATONERA ARMADA, QUE EN EL SILENCIO DE LA NOCHE SE SINTIÓ CAER EL GOLPE CON RUIDO, Y AL RA-TON DESEOSO DE LIBERTAD DISCURRIENDO POR LOS HIERROS DE LA REJA, TIENE MORALIDAD.

La puerta levadiza, que al pasaje Te concedió suspensa libre ingreso, Llamada al centro de su mismo peso, Te intima con estruendo el carcelaje.

Apenas puesto en arma el homenaje. Díste el asalto al cauteloso queso, Incauto ratoncillo, cuando preso Muerdes la red con tímido coraje.

Fué tu goloso antojo el instrumento De tu prision. ¡Oh cuàntos racionales Te imitan con mal-logro de la vida!

Mayor recato nos enseña el viento, Pues jamás atraviesa los umbrales Sin ver primero franca la salida.

#### VII

Soneto moral en metáfora de un relojito mostrador.

¡Oh cuánto desengaño esperimento, Bronce animado, en tu veloz latido, Pues las distancias de las horas mido, Y vivo á las verdades más atento!

Y aunque el agudo repetido acento De tu volante hiere en el oido, Jamás el noble y perspicaz sentido Del índice percibe el movimiento.

La decision al sabio se remita; Básteme á mí sentir, ya que no veo Tu pulsacion que las edades gasta.

Proceso criminal, causa esquisita, En que depone por testígo el reo, Y aunque de oidas para muerte basta.

#### VIII.

#### METÁFORA DE UN BUBOSO.

¿Qué son confuso, qué rumor tremendo De armas francesas oigo, en *coyuntura* Tan de dolor, y en la tiniebla oscura Templados *Parches*, militar estruendo?

¿Qué cóncavos volcanes escupiendo Flamantes globos miro? ¿qué espesura De negros humos infernal figura? ¡Formidable espectáculo y horrendo!

Por más que afectas, Musa, entronizarte, Metiendo en arma el universo todo Con estilo grandíloco y valiente,

Más de Mercurio y Vénus que de Marte Hallo en tu descripcion, y la acomodo Á cierto jóven gálico doliente. EJEMPLAR DE DOS SUCESOS ENCONTRADOS, EN METÁ-FORA DE UNA ADÚLTERA QUE QUISO MATAR EL MARIDO CON VENENOS, (UNO CALIENTE Y OTRO FRIO).

Tósigo ardiente adúltera sin freno Al celoso infeliz consorte apresta, Y por más infalible, infunde en esta Igual porcion de fríjido veneno.

Y aunque el incáuto de sospecha ajeno Bebió la duplicada muerte presta, Ambas ponzoñas con violencia opuesta Capitularon paz, de bueno á bueno.

¡Oh sin ejemplo suerte prodijiosa! ¡Oh efectos por unidos encontrados! ¡Oh vivífica adúltera homicida,

En aumentar crueldades provechosal Que cuando place á los piadosos hados Dos venenos, dos muertes, dan la vida. Á CIERTO INTENTO DE AGUDO PENSAR DEL DR. SALINAS.

El párroco sagaz, que irreverencia Teme, dando el viático al doliente, Hace, primero que la accion intente, En simple forma práctica esperiencia.

Y si con moderada dilijencia Vé que la pasa el tímido paciente, Dále entónces á Dios seguramente, Prenda de gloria, abismo de clemencia.

Con fin igual quizá con la estafeta En copias várias, tropas y cuadrillas Llegó cierta eclesiástica reforma;

Para que si en vulgar simple gaceta La tragan bien bonetes y capillas, Se aplique en breve la tremenda forma

#### XI.

AL PONTIFICADO DE SISTO V, QUE PACIFICÓ TODA LA TIERRA DE SU JURISDICCION CON GRANDES CASTIGOS, AHORCANDO MUCHOS DELINCUENTES, SIN PERDONAR Á NINGUNO, CON LO CUAL SE PODIA CON SEGURIDAD ANDAR POR LOS CAMINOS Y VIVIR EN POBLADO.

Si el que tiene la cruz en el zapato, Y sucede en el título y posada Del clérigo valiente, cuya espada Vengó del otro Malco el desacato,

Goza del soberbísimo aparato, Que requiere la carga encomendada Por muchos años más que en la pasada Edad, apacentó Silvestre el hato;

Será la doncelleja, que cuidadosa Mira con cuantas entra la romana (\*), Recuestada y temida eternamente:

Y los que la campaña deleitosa Matizaban de roja sangre humana, Verán al Tíber del famoso puente. (\*\*)

<sup>(\*)</sup> La justicia.

<sup>(\*\*)</sup> Porque los ahorcaban á la entrada de este puente.

DESCRIPCION DE LOS CANICULARES EN SEVILLA.

#### LIRAS.

De las ocupaciones Tomar tasadamente las precisas, Dar á las devociones Sus tiempos, y á las misas; Sudar arroyos, y mudar camisas.

Izar trinquetes altos Opuestos á las armas vencedoras De Apolo; en sus asaltos Tocar á todas horas Órganos, tembladeras, cantimploras.

Dar brújula á jardines Desde espaciosas salas hechas mares, Respirando jazmines En cambio de azahares, Esta es Sevilla y sus canículares. A UN RETRATO DE LA SRA. CLELIA FARNESIO.

# CANCION.

Pintado el fuego, el agua, el viento y tierra, Aunque á la vista luce,
No quema, baña, sopla, ni produce,
Mas tú, Clelia, del alma paz y guerra
Haces pintada, efectos
Más vivos que lo vivo, y más perfectos;
Quemas al corazon, soplas la llama,
Humedeces los ojos,
Produces en el alma mil antojos;
Pues si produce, baña, sopla, inflama,
Tu sombra y tu modelo,
¿Qué hará la luz divina de ese cielo?

#### A LOS DEVOTOS DE MONJAS.

Monsiur, que al Parlamento Subes de un locutorio, escucha atento Razones del estado Á que tantos incautos han llegado. Deten el paso afuera, No te pesque la red, que es barredera, Y apenas de sus mallas Verás pece que escape las agallas; La empresa vana deja, No acumules mas yerros á la reja, Que es de arado maciza, Y lo inculto y lo estéril fertiliza: En cuyos hondos surcos Coje cristianos, la que siembra turcos. (\*) Si al flechar de la vista No hay peto de diamante que resista, Á la voz y al lenguaje,

<sup>(\*)</sup> Un jénero de colacion.

¿Quién habrá que no entregue el homenaje? No fies en tu yelo, Que es un velo de monja un Monjibelo; Y esta sirena grata Librando prende, alimentando mata. Si ves el torno, piensa Que es husillo tornátil de una prensa, Oue con fuerza secreta Cuando jira veloz, tenáz aprieta. La cadena colgada, (Si bien de libertad recuperada Es símbolo corriente) Aquí mirada, aviso diferente Tus amarras denota Á duro banco en turca galeota. Si en varias colaciones El gusto cebas, y el antojo pones, Desde luego te instruyo Que no han de ser de beneficio tuyo, Ni puede, á mi juicio, Tan gran pension llamarse beneficio. Aunque te den milagros, En esos dulces gustarás los agros; La guinda, el espejuelo, Gusanos son que encubren el anzuelo,

Y las toronjas chatas Barcas desarboladas de piratas. Que vienen en conserva Ocultas jaras, venenosa verba. Siendo en la batería Los gaznates cañones de crujía; Balas de dos turquesas, Las yemas duras y avellanas gruesas: Pólvora la grajéa, Y porque todo de batalla séa, - De guerra son las cajas, Y municion las otras zarandaias. Y si á beber te atreves, En líquido cristal tósigo bebes. Pues ¡qué es ver en un punto Tanto penante en concurrencia junto, De diferentes sillas Haciendo en la palestra maravillas, Y ella con sus alientos (Viva penetradora de talentos) Con lisonjas intrusas Ser Lucina en los partos de sus musas! Y habiendo precedido Mucho billete culto y derretido (Con que la damisela

Pelados los enlarda y empapela;
Despues ¡con qué descanso
Los asa y enternece á fuego manso,
Trayendo al retortero
Con buen compás su seso y su dinero!
Basten para escarmiento,
Estos rasguños breves al intento,
Monsiur, huye la trampa,
Que un bel fuchir, tota la vita escampa.

## Á LO HUMANO,

# ROMANCES DEL DOCTOR JUAN DE SALINAS.

Ι.

#### AMOROSO. (\*)

Elicio, un pobre pastor
Ausente de Galatea,
Dulces prendas de su alma,
Á quien deja el alma en prendas;
Cuya perfeccion adora,
Cuyo nombre reverencia,
En quien vive y por quien muere,
De cuyo esclavo se precia:

<sup>(\*)</sup> En la copia que se conserva en la Biblioteca Colombina, (H. H. H.—332.—24) sacada, como hemos dicho, por D. Manuel José Diaz de Ayora y Pinedo de la coleccion que formó D. Diego Ignacio de Góngora, tiene este célebre romance, que muchos han atribuido à Cervantes, la siguiente curiosísima

NOTA.—No será fuera de propósito referir aquí un cuento gracioso, que le sucedió al Dr. Salinas en Segovia con un portugués, sobre este romance de Elicio, tan celebrado en España: y fué, que habiendo concurrido muchos portugueses con lienzo y especería á la feria de S. Juan que se hace en aquel lugar,

Sobre un cayado de pechos, Cortado de su paciencia, Para golpes de fortuna Y para sufrir de pruebas.

Al hombro un zurron cargado De temores y sospechas, Que en destierros semejantes Es la carga que más pesa.

Y una honda con que arroja Del hondo pecho las quejas, Y sin piedras descompone Los corazones de piedra.

Á sombras de su cuidado, Si dan sombra las tinieblas En que pone á un alma triste La oscura noche de ausencia.

andaba entre ellos Salinas haciendo provision para su año, y oyéndole nombrar acaso uno de aquellos especieros, mirándole con mucha atencion le preguntic: «E vmd., por ventura O Doutor Salinas, aquelle que fez ó romance de Elicio: y respondiéndole, que si, replicó admirado: Hé posivel que vmd. hé ó queo romance: Y afirmándole segunda vez que sí, dijo: vmd. se desaparte que ó quero beixar no ser, porque home que tez hua cousa tam maravillosa come ó romance de Elicio merece ser beixado no cuço de lo que queria compralle. Allanóse Salinas á esto, y fué de manera que el portugués le dió baratissima, ó por mejor decir de balde toda la especería que hubo menester para aquel año.

Orillas del mar profundo De sus congojas eternas, Que le alborotan suspiros Y lágrimas le acrecientan.

Guardando mal de su grado Un gran rebaño de penas, Que en sus verdes esperanzas Y roja sangre apacienta.

Hecha la imajinacion,
Para que todo le ofenda,
Un caos de memorias tristes,
Una confusion inmensa.

Puestos los ausentes ojos En la venturosa tierra, A donde tiene su ciclo, Y á donde su gloria deja.

Al desapacible son
De las ardientes centellas,
Que por los aires esparce,
De esta suerte se lamenta:

«Fortuna no desesperes, Que si en mi muerte te vengas, Por fuerza morirá presto Quien vive ausente por fuerza.

«Otórgame inecsorable

Un don de cuantos me niegas, Y aunque no por cortesía, Por el postrero siquiera.

«Pues no merece sepulcro Quien muriendo desespera, No pido inscripcion de bronce, Antorchas, luto ni obsequias.

"Basta por lumbre mi fuego, Y por bronce mi firmeza, Mis tristes ánsias por luto, Por funeral mis endechas.

«Solo pido 'que en memoria De mi rabiosa dolencia, Y de estas lágrimas vivas Que del alma se despeñan,

«Quede aquí por simulacro Una fuente de ellas hecha De pórfido y alabastro, Que eternamente las vierta.

«Y podrán bien encauzarse Á las empinadas sierras, Por el peso de la altura Que alcanza el oríjen dellas.

«Sirva el agua de remedio Para deshacer tibiezas, Y curar ingratitudes
Donde quiera que las beban.
"Y en la virtud milagrosa
De sus efectos se vea,
La fé con que muere Elicio
Ausente de Galatea."

### П.

Galatea, gloria y honra Del Tajo y de nuestro siglo, Atormentada y celosa, Con penas y sin Elicio, .

Del mal de ausencia á la muerte, Con calentura y sin frio, Ronco y levantado el pecho De quejas y de suspiros.

Vueltos los divinos ojos
En dos caudalosos rios,
El color de su ventura
Más que la cera amarillo,
Con crecimientos de fé
Y sed de su bien perdido,

Sin pulso las esperanzas, Y el sufrimiento en un hilo.

Para manjares del alma Estragado el apetito, Que sin la salsa que falta Todo le causa hastío.

Está viva por milagro, Pero muerta más al vivo, Que en su mal el primer dia Es tan mortal como el quinto.

Tiene fé le dará vida Un trago solo de vino, Pues solo el trago del fuese La tiene en tanto peligro.

Y con ser médico el tiempo De dolores peregrinos, No lo permite y alarga La cura como enemigo.

Que él no receta jamás Sino infusiones de olvido, Que en poco nobles sujetos Obran presto v dan alivio.

Pero pechos delicados, Tiernos de amor y rendidos, Ni por la vida, no sufren Tan grosero bebedizo.

Y quiere más Galatea Dar la suya en sacrificio, Que ver por tan malos medios De su salud el principio.

De sí misma es el verdugo, Y en la memoria dá filos Á los rabiosos tormentos Que la sirven de cuchillo.

Desecha entretenimientos De consuelo y regocijo, Solo el eco busca y llama Porque dobla sus jemidos.

«¿Oyes mis querellas? (dice)
¿Dónde estás, Elicio mio?
¿Cómo, cruel, no respondes
Cuando tu nombre repito?

"Y si es que el viento no lleva Mis voces á tus oidos, No lleve tu fé jurada Y mi esperanza consigo.

"Por espía vá mi alma, Y no de valde la invidio, Pues me deja en este infierno Por gozar un paraiso. «No trates, pues, de ofenderme, Siquiera por el testigo, Que le creerán fácilmente, En mi desdicha su dicho.

"Esto te suplico solo, Mira si al morir me humillo, Pues con ser tiempo de mandas, No mando, sino suplico."

## III.

Á la jineta y vestido, De verde y flores de plata, Verde y flores, que prometen Verde y florida esperanza.

Por divisa un corazon, Morado y blanco en la adarga, Blanco, que es blanco que tira Lo que deja en blanco á tantas.

Busca el gallardo Arbolan Su bella mora Guahala, Mora, que en su pecho mora, Mora, que enamora y mata.

Vióla con su amiga Arcila

De pechos á una ventana, Pechos, á quien paga pecho El que los pechos abrasa.

Conoce en ella de lejos Serena frente y bonanza, Frente, que puestas en frente, No es mucho afrente mil damas.

El moro se regocija Con vista tan dulce y grata, Vista, que vista condena En vista y revista el alma.

Juzga viéndola por gloria Las grandes penas que pasa, Penas, que apenas las sabe Quien tan sin pena las causa.

Humilla adarga y bonete, Bandera y hierro de lanza, Hierro, que castiga hierros Y no hierra á quien le agravia.

Guahala cubre la boca Con una toca de plata, Toca, dichosa que toca En parte jamás tocada.

Y al encubrir tanta gloria Descubre una mano blanca, Mano, que es todo en su mano, Y á todas las manos gana. Él recorre con los ojos Primero calle y ventanas,

Primero calle y ventanas,
Calle, donde es bien que calle,
Que no medra quien no calla.

Y no viendo azar ninguno,

Por ganar la suerte para, Suerte, que por ser de suerte, De esta suerte la declara:

«Serán de lo que dijere, Señora, el tema mis ánsias, Tema, que es fuerza le tema Pues dá temor el pensarlas.

«Tambien de fortuna temo El trato y las inconstancias, Trato, que es trato de cuerda Para quien ménos maltrata.

«Mas hoy probaré hasta donde Tira mi dicha la barra, Dicha sin igual, si á dicha Mi pena dicha no os cansa.

«En prendas solo os ofrezco Mi casta fé por esclava, Casta, y de casta tan noble, Que os iguala en noble y casta.

"Y la merced que recibo
Soy mudo en el publicarla,
Mudo, que jamás me mudo,
Porque aborrezco mudanzas.

"Aceptadla sin mostraros

"Aceptadla sin mostraros

Dura á tan tiernas palabras,

Dura, que si el serlo dura,

No durará quien os ama.

"Y á Dios, que siento ruido, Y el cuerpo parte sin alma, Parte, por no ser ya parte, Que el alma por vos se parta."

# IV.

#### BURLESCO.

Sólos aquí en confesion, Que no nos escucha nadie, Pretendo hacer á la sorda De mis desdichas alarde.

Agua vá, que las arrojo, Todo cristiano se aparte, Que tienen furioso el curso Como han salido de madre. Salga el mal humor y el bueno, Sin mas purgas ni jarabes,

Revueltas véras y burlas, Entre quejas y donáires.

Por si acaso mi enemiga, Que es muerta por disparates, Llegare al cebo, la piquen Los anzuelos de mis males.

Y acabe de ver, que tiene Mi seso tan al remate, Que hay con ménos causa alguno En casa de los orates.

Y le duela ver mi llaga Mayor que á un disciplinante, Que me sacará un podenco Por el rastro de la sangre.

Y si (lo que no imajino) Se inclinare á remediarme, Tomarélo, y haré cuenta Que me lo hallo en la calle.

Nací, pues, (que no debiera) Mas ha de seis navidades, Si nace un desventurado, Que à vivir muriendo nace.

Pero al fin nací de piés,
Segun dijo la comadre,
Pronóstico de dichosos,
Aunque á mí falso me sale.

En el discurso del tiempo Hé corrido tierra y mares, Y ahora suspiro y ardo Convertido en fuego y aire.

Es mi vida una ensalada, Con más sal y más vinagre Que tiene Atienza y Medina Con todos sus arrabales.

Soy tan pobre de ventura, Que el alma muere de hambre; Mis gustos son al quitar, De por vida mis pesares.

Adoro una bella ingrata Por mil razones amable, Que, aunque tirana, le debe Todo el mundo vasallaje.

Al veneno de sus ojos No hay alma que se le escape, Y este mismo es medicina Como aceite de alacranes. Es dulce en estremo, y dura Más que turron de Alicante, Que ella con nada se ablanda. Por ser dura de templarse.

Tiene el blanco pecho helado Más que nieve de los Álpes, Que para un alma abrasada No hay Scitia que se le iguale.

Goza para sus delitos Más fueros y libertades Que Aragon y Cataluña, Aunque en sagrado nos mate.

Es más que aceña de Duero Voltaria, inquieta y mudable Doblada como bonete, Aguda como acicate.

Más súbita y resoluta Que quínola sin descarte, Que si una vez dice nones, No hay pensar que diga pares.

Su voluntad y memoria Son dos ricas heredades, Que aunque yo gozara el fruto No me saliera de valde.

Dice que la enfado y canso

Como los caniculares,
Y que soy más pedigüeño
Que los pobres de la cárcel.
Si la taño fantasías
Melancólicas y graves,
Responde fisgando de ellas,
¿Canta con eso que tañe?
¡Bien haya una guitarrilla
Y seis versos de un romance,
Á lo pícaro cantados,
Que para mí no hay mas Flandes!
No me encarezca su ley

En los sonetos que hace, Que mejor la tiene el oro De veinte y cuatro quilates.

Con tantos billetes juntos, ¿Qué quiere, así Dios le guarde? ¿Empapelarme con ellos Por poder mejor asarme?

No piense desenvolverme Porque soy, si no lo sabe, Como pergamino al fuego, Que encoje cuanto más arde.

Esto me dice la tígre, Pensando desesperarme, Para celebrar mi muerte Con trompetas y atabales.

Pero no se verá en eso, Que ya no páre mi madre, Y fuera dejar en jerga Mil negocios importantes.

V.

Señora Doña Fulana, Vuesa merced se resuelva, Si quiere por bien de paz Sentarse conmigo á cuentas.

Ó tasen dos oficiales Lo que merece en conciencia Un amor de tantos años, Y una fé tan verdadera.

Y si nada de esto quiere, No forme del hombre queja, Si siguiere su justicia Donde con derecho deba.

Créame, que la conozco Mejor que si la pariera, Que es por estremo burlona, Y falsa en la quinta esencia. Que desdeña, y no despide, Y con rigor amartela, Y entre gustos al fiado,

Dá de contado las penas.

Que no hay faisan tan sabroso Al gusto, que así le sepa, Como ver á sus amantes En competencia perpétua.

Y sentir crujir broqueles
De noche, cuando pasean
Con los pechos acerados
Y las entrañas de cera.

Pareciéndole, si sacan Relámpagos de las piedras, Que son centellas del fuego En que se abrasan por ella.

Sepa que yo no me pago De Comendador de Espera, Que es muy pesada la cruz, Y no parece la renta.

Cantaba un tiempo mi parte, Pero ya no meto letra, Que he perdido en tantas pausas La entonacion y la cuenta.

Présteme un poco atencion, Señora, sobre una prenda, Pues sin ella á sus desdenes Hé prestado yo paciencia.

Y si no la concluyere En mí (que soy una bestia) Por lo que sufro me saquen, (Si la tengo) á la vergüenza.

Servicios que en tantos años Tan poco lucen v medran, ¿Son de palma, cuyo fruto No le goza quien la siembra? ¿Son pasta de porcelana, Que por cien años la entierran, Y sirve á los sucesores Y á su dueño no aprovecha? ¿Son mandas de testamento, Señora, estas sus promesas, Que para verlas cumplidas He de esperar que se muera? ¿Piensa que son las edades Del tiempo de Adan y Eva, O que soy ciervo en la vida, Aunque en lo demás lo sea?

¿Aguarda á darme turrones Cuando me falten las muelas? Ó á estar tan llena de puntos Que me envide y no la quiera?

Pues no ha de vivir mil años, Que no es de casta de cuervas. Aunque negra la miré, Y negro caro me cuesta.

No gastemos almacen En demandas y respuestas. Y caiga yá de su asno, Porque yo no lo parezca.

Y al fuego que yo me abraso Deshiélese ella siquiera, Que la tendrán por aljibe Si mis calores la yelan.

Este creciente de luna Le doy por plazo de enmienda, Para que su fé y sus obras Con la misma luna crezcan.

Con protesta que al menguante, Si no quedare muy buena, Purgaré yo con olvido Mis cóleras y su flema.

Y la enviaré entre dos platos

Sus grillos y sus cadenas, Por señas de que la dejo, Pues me despido por señas.

Y cobrará por la posta Sus humos mi chimenea, Que es lance forzoso el humo Despues de la llama muerta.

Y desde luego convido Las damas á mi almoneda, Y á la que más ofreciere Por mí, buena pró le tenga.

Que en aquella enfermedad, Que tuve antaño tan récia, Prometí de no perderme Por nadie que no me quiera.

# VI.

En una dura Señora, Que tiene el alma de piedra, Me quiero dar unos filos Para cortar de tijera.

En una desapacible

Que há cinco carnestolendas Que me defiende las suyas Como si fuera cuaresma.

Agora, pues, que la luna Como mi esperanza mengua, Y tiene el cielo calada La vista de las tinieblas.

Voy, por mis pasos contados, Á dar en la calle estrecha, Que ha sido en este quinquenio Teatro de mis trajedias.

Tribunal do se pronuncia De mi muerte la sentencia, De cuyo injusto rigor Á ningun otro se apela.

Cadahalso en que mil veces He confesado mis penas, Y tantas mis esperanzas Han perdido la cabeza.

Ya llego á la puerta falsa, Que á no ser falsa, pudiera, En fé de la que yo tengo, Abrirse á mis quejas tiernas.

Ya por brújula descubro El capitel de la reja, Dura cárcel de mi alma, Aunque vive el cuerpo fuera.

Quiero buscar una china Para que sirva de seña, Si no huye á quien la busca Por lo que tiene de hembra.

Válgate Júdas por china, Si hay remedio que parezcas, No me hiciera sudar más Si fuera china de véras.

¿Mas qué me muelo los huesos Trayendo aquí mi vigüela, Que despertará un difunto Si suelto las diferencias?

Va de redoble un villano,
Porque el auditorio entienda
Que he de serlo en la porfía,
Ya que no puedo en la fuerza.
Sin duda que me han sentido.

Sin duda que me han sentido. Y la luz de la vidriera Me dice, que, por lo ménos, En el fuerte hay centinelas.

Ó vegueros, que al Parnaso Vais y venís cada feria, ¡Quién os saliera al camino Á desvalijar la récua!
¡Cómo os pagára las Musas
Á la tasa con las leguas,
Á costa de quien me escucha
Pues se han de gastar con ella!
Ó Curiales de Helicona,
Que soleis por la estafeta
Remitir á los amigos
Conceptos dulces en letra.

¡Quién tuviera una de cambio Sobre algun archipoëta, Tan satírico de pluma, Como corriente de vena! Pero pues nadie me acude Y mi justicia me esfuerza, Echaré todo el caudal Á trece, y nunca se venda. Señora de mis entrañas, ¿Quién duda sino que espera Vuesa merced de las mias Dos docenas de ternezas: · Y que con los cinco cursos Probados en sus escuelas Piensa que el grado de necio Vengo á pedir con arengas?

¿Y que tendrá prevenidas Razones de siete suelas, Por dar respuesta pesada Á mis demandas lijeras?

¿Y que morirá por ver Mis pretenciones eternas, Al tono de sus porfías Con su puntico de necias?

Mejor la lleve, mis ojos, Un ángel de patas negras, Con entresuelos y todo, Por amor de la jaqueca.

Que hay demonios polvorines, Que al conjuro de una vieja Suelen minar una torre, Y en dos palabras la vuelan.

Hoy, señora, en su parroquia Mis necedades se entierran, Y son estos tristes versos Responso de las obsequias.

Hoy cobro el alma, que estaba Cautiva en Ingalaterra, Pues la tuvo su merced, Que es más sin fé que la reina. Hoy, aunque muero de amores, He vencido en la pelea, Á caballo en mi razon, Como el Cid en su Babieca. Serenéme un tiempo tanto, Que el que entónces me escribiera Serenísimo Señor. No le lleváran la pena. Cinco años tengo dados Al viento que se los lleva, Yo lo confieso, y es justo Si he dado cinco que pierda. ¡Mal haya el novel amante Que á cuatro lances no entreva. Si sabe á carne ó pescado Lo que tan caro le cuesta! Aunque ella por lo cecial, Quieren decir malas lenguas, Que es carne y pescado junto, Como viérnes de Jinebra.

Agradézcalo á que asoma Por la esquina una linterna, Divisa de algun corchete, Que si nó, oyera bellezas.

## VH.

#### AMOROSO.

Pues que mi fé y mis deséos Quedan vivos en el alma, Acompañen el entierro De mis muertas esperanzas.

No de agudo desengaño, Ni repentina mudanza Murieron, sino de viejas, Y aunque viejas, mal logradas.

> Que las prolijas esperanzas largas Ó mueren esta muerte, Ó matan al cuitado que las tiene.

Las que en sus años floridos Resistieron á las armas De mil mortales desdenes En peligrosa batalla,

Ya sin estruendo de guerra Las atropella y allana Un viejo anciano y lijero, Lima sorda y agua mansa.

Que las prolijas &c.

Lloro mi fin en el suyo, Que aunque eran aparejadas Para matarme viviendo, Tambien muriendo me matan.

Y segun á que me avisan Su gran flaqueza y sus canas, Ni puedo llamarme á engaño, Ni pretender ignorancia:

Que las prolijas &c.

# VIII.

### BURLESCO.

Cuando los campos se visten De rojo, blanco y azul, Y salen de Arjel en corso Los bajeles de Dragut:

Cuando el otro conde Claros,
Estando en esclavitud,
Le cantaba una avecica
Al despuntar de la luz:
Cuando trasciende la rosa
Y crece el almoradux,

Tomando estaba la zarza En la córte un andaluz,

Por si á vueltas del francés, Verdugo de su salud, Sudase un negro martelo, Que le tiene puesto en cruz.

Y viéndose en su obrador Nadando como un atun, Á donde el injenio cobra Sutileza y prontitud,

"Lleguen, dice, mis querellas, Por su ordinario arcaduz, Á vos el ciego flechero, Dulce enemigo comun.

«Que poneis en acabarme Tal fuerza y solicitud, Como si mi tierno pecho Fuese á prueba de arcabuz.

"De solos hierros de jaras Tengo en él mas de un almud, Que no puedo dijerillos, Como no soy avestruz.

«Á Satanas las ofrezco, Y la yerba á Belcebú, Con que tanto fiel cristiano Muere sin decir Jesus.

"Tambien me quejo á tí, falsa, Fiscal de mi juventud, Que los gustos me destierras Á las islas del Corfú.

"Que me tienes la cabeza Tan sin seso ni virtud, Que pago yá de vacío Las estancias del testúz.

"Quinientos papeles tengo En el suelo de un baul, Borradores de mi musa, Que dicen quien eres tú.

"En unos me finjo Zaide,
En otros Selin-Gazul,
Ya te llamo ingrata bella,
Ya perla del mar del Sur.
"¡Cuántos d'ellos te cantaba
Con su sol, fa, mi, re, ut,
Que d'esto por mis pecados
He sido un poco tahur.!
"Rascando infinitas noches

"Rascando infinitas noches La panza de mi laud, Por suspenderme el tormento, Como David á Saul. "Derretido como cera Y dulce como alajur, Que para ser portugués Solo me falta el capuz;

«Vertiendo lágrimas tantas, Por solo tu ingratitud, Que pudiera henchir con ellas La cuba de Sahagun.

"Y con haberme ya visto Mil veces en tres de flux, Jamás saqué de la posta Lo que vale un altramuz.

"Mis amadas esperanzas, No bien nacidas aún, Ya por injustos desdenes Las lloro en el ataud.

«Á Dios, ques gran molimiento Vivir haciéndote el buz, Inquieto y atado siempre Á fuer de gato pauz.»

En esto entró con candela Catalina de Arauz Á sacarle del sudor, Y el galan dijo *non plús*.

IX.

# Lírico.

Llegó en el mar al estremo
Que pudo de su desdicha,
Y en un bergatin al puerto
De Villafranca de Niza,
Un gallardo Caballero
La flor del Andalucía,
Viéndo la de su esperanza
Entre las ondas marchita,
Una noche ciega y triste
Y él mas que la noche misma
Despues que Morato Arraez

Llevó su luz y alegría.

¡Ay! suerte esquiva; Que apenas das el bien cuando le quitas. Robóle su dama el moro, De padres ilustres hija, Que él les llevaba robada De Barcelona á Sicilia.

No precia por su rescate Promesas de joyas ricas, Que solo esperar gozarla Estima en más que las Índias.

Y al triste libre le deja De Villafranca una milla, Que porque ausencia le mate, ' Ni le mata, ni cautiva.

> ¡Ay·! suerte esquiva; Que apenas das el bien cuando le quitas.

De peste guardaba el puerto, Y desde tierra le gritan, Que sin fé de sanidad No se acerque á la marina.

Si de sanidad tuviera, (Dice con lágrimas vivas) Lo que me sobra de fé, Fueran eternos mis dias.

No traigo de Barcelona El mal que os atemoriza, Antes de ella entre mil muertes Saqué robada mi vida.

> ¡Ay! suerte esquiva; Que apenas das el bien cuando le quitas.

Un cuerpo difunto soy, Que arroja el mar á la orilla, Negándole en sus entrañas Lo que á ninguno le quita.

Y porque no le corrompa Del largo tiempo la envidia, En vez de bálsamo, lleva El pecho lleno de acíbar.

Soy un vivo fuego ardiente Ya convertido en ceniza Sin esperar renovarse Á los rayos de mi Arminda.

¡Ay! suerte esquiva;

Que apenas das el bien cuando le quitas.

Soy una piedra que al centro Desde la cumbre desliza, Un sepulcro de esperanzas, Ántes muertas que nacidas.

No soy sino un desdichado Vivo por nigromancía, Que por su gusto un cosario Sin alma quiere que viva.

Y no es milagro ser piedra, Sepulcro y cenizas frías, Muerto y vivo juntamente, Que todo cabe en mi dicha.

> ¡Ay! suerte esquiva; Que apenas das el bien cuando le quitas.

No consienta, Arminda, el cielo Que pagues blandas caricias De un renegado sin fé, Con renegar de la mia.

En esto tocan al arma, Que de las torres vecinas, Con mudas lenguas de fuego De doce fustas avisan.

No se alborota ni teme, Que de estos miedos se libra, Quien ha llegado al estremo Que puede de su desdicha.

¡Ay! suerte esquiva; Que apenas das el bien cuando le quitas.

Χ.

EN ENDECHAS.

Lírico.

¿Qué olas de congojas Son estas que amenazan, Desde el profundo abismo Á las estrellas altas? ¿Qué noche tenebrosa De confusion amarga, Encubre de mi norte La luz serena y clara? ¿Oué vientos de recelos Aflijen v contrastan En el golfo de ausencia La pave de mi alma? Amaina, amor, amaina, Que anegas la paciencia y la esperanza. Tirano Rey injusto, Pues eres el que mandas, La tierra te obedece, Los vientos y las aguas; Pues sabes los bajíos De mi fortuna avara, Y vés de mi firmeza Las rocas levantadas; Pues ya la entena gime Y el mar furioso brama. Y si el bajel enviste Ningun socorro basta; Al arma, amor, al arma, Que anegas la paciencia y la esperanza. Que si por dicha fuera

El dueño de la barca,

Echara vo á la mar Quien causa esta borrasca.

Echara mis memorias. Que un punto no se cansan, De estar representando Trajedias desdichadas.

Echara mis deséos. Que con lijeras alas. Emprenden imposibles Muriendo en la demanda.

Amaina, amor, amaina, Que anegas la paciencia y la esperanza Por lastre más pesado, Llevo desconfianzas. Que crecen, y revientan La nave con su carga.

No atina ya el piloto En cuántos grados anda, Perdida del discurso La brújula y la carta.

Si manda echar la sonda Con infinitas brazas. Jamás pueden hallar El fondo á mis desgracias. Al arma, amor, al arma,

Que anegas la paciencia y la esperanza. ¿Qué mucho que le falten À mi esperanza · flaca Las fuerzas, y se anegue El agua á la garganta? ¿Qué mucho que se escape La fé, y á nado salga, Si el mar y viento juntos No bastan á anegarla? ¿Qué importa que la vida Se salve en una tabla, Si es esa mi enemiga La mesma que me mata? Amaina, amor, amaina, Que anegas la paciencia y la esperanza. Amor, si d'esta escapo,

Y la rabiosa saña
Del mar embravecido
Conviertes en bonanza;
Si el dulce puerto pisan
Mis venturosas plantas,
Y sus arenas beso
De mí tan deseadas;
Prometo en nombre suyo
De despojar á Arabia

Y de olorosos fuegos

Enriquecer tus aras.

Amaina, amor, amaina,

Que anegas la paciencia y la esperanza.

### XI.

#### BURLESCO.

Romances, los mis romances, Que más pareceis latines, Pues no acaba de entenderos Aquel corazon de tigre: Redondillas, que al oido Me cuadrásteis cuando os hice. Y en cuatro piés, como posta, Por tantas tierras corristes:

Octavas, por quien me puse
En quintas con los insignes,
Celebradas en mi aldéa
Más que las del Córpus Christi;
Conceptos sois de mi alma,
Sacados por alambique,
Á pura fuerza de fuégo

Que no falta quien lo atice.

Paciencia, mis caros hijos,

Pues hoy el cielo permite,

Que el mesmo que os dió la vida

Sin lástima os sacrifique.

Hoy morireis abrasados, Como vuestro padre triste, Y aunque de ver el incendio Fuera razon aflijirme

> Juro á mí que me folgo Por amor de la chinche.

Ya no hay Lauras derretidas, Porque el otro Petrarquize, Y en fuego abrasado cante Á lo fénix y á lo cisne:

Que en este pontificado Pocas súplicas se espiden Á precio de pensamientos Injeniosos y sutiles.

Han dado en nuestras edades Gran baja los Amadises, Bien hayan los Galaores, Que de su trabajo viven.

Desde la orilla se engolfan Por solo aceptar embites, Y cuando el tiempo revuelve Ya pisan en tierra firme.

A efimeras voluntades

Bien es que las contraminen,

Mozárabes pretensiones,

Que comienzan por los fines;

Y que se abrasen mis versos, Pues de tan poco me sirven, Que si he de decir verdades, Como en algunos las dije,

> Juro á mí que me folgo Por amor de la chinche.

Arded, Elicio, el primero, Haciendo á los otros brindis, Sinó por falta de fé,

Al ménos por más humilde;

Que pues á vos no perdono, Con ser el que yo más quise, No deben vuestros hermanos Hacer al fuego melindres.

Quince sois los mis romances Perdidos por infelices, Que una falta de ventura No es mucho que pierda quince. Ya de aquella retirada. Que no ablandásteis me dicen, Que es á vísperas escasa Y magnífica á maitines.

Esta en mi sueño más dulce `Fué chinche desapacible, Que me inquietaba de noche Para componerla chistes.

Y así cuando no me alegre Del fuego, por veros libres De un gran idiota que os canta Y un hereje que os imprime.

Juro á mí que me folgo Por amor de la chinche.

XII.

Lírico.

Temores de mi partida,
Homicidas de mi alma,
¿Qué dejais si ahora muero
Para cuando triste parta?
¿Por qué le usurpais la gloria
De mi muerte deseada

Al preciso amargo punto
De la despedida amarga?
¿Por qué á mis presentes gustos
Y á mis dulces esperanzas,
Dais veneno en la memoria
Como en la madre del agua?

¡Tanto os cansa mivida, ó tanto tarda El verdugo cruel que la amenaza!

¿Por qué, enemigos temores, Sabiendo que penas matan, Quereis en agráz cojerlas Por dármelas más tempranas?

¿De tristes mensajerías

Tan buen retorno se saca,

Que trayéndome las nuevas

Venís por la posta á darlas?

¿Si debo al partir la muerte,

Por qué injusta ley tirana, No siendo llegado el plazo Me ejecutais por la paga?

¡Tanto os cansa mi vida, ó tanto tarda El verdugo cruel que la amenaça!

¿Por qué levantais figuras Pronosticando desgracias, Que no pueden prevenirse Y acaba el imajinarlas?
¿Qué importa ser la sentencia
Con término pronunciada,
Si la ejecutais vosotros
Con solo notificarla?

¿Por qué del sueño apacible, Que mis tormentos engaña, Quereis á solo que muera Despertarme ántes del alba?

> ¡Tanto os cansa mi vida, ó tanto tarda El verdugo cruel que la amenaza!

¿Qué me quereis, miedos tristes, Prevenciones del que sangra, Que ántes de romper la vena Al flaco enfermo desmayan?

¿Qué me aprovechan las treguas En el campo pregonadas, Si muero en la escaramuza Ántes de dar la batalla?

¿Por qué, si en mi seguimiento Viene la muerte cercana, Le vais mostrando las sendas Por donde sabeis que ataja?

¡Tanto os cansa mi vida, ó tanto tarda El verdugo cruel que la amenaza! Si con esta muerte vuestra La del partir escusara, En lugar de tantas quejas Os diera infinitas gracias.

Mas ¡ay! que al tiempo temido Sé que han de poder mis ánsias Resucitarme mil veces Para matarme otras tantas.

¿De qué sirve, pues, cobardes, Tomar contra mí las armas, Si ya ni escuso la muerte, Ni hay peligro en la tardanza?

¡Tanto os cansa mi vida, ó tanto tarda El verdugo cruel que la amenaza!

ХШ.

LETRA LÍRICA.

Crecen en los amadores Los temores Cuando se acerca el no verse, Que como el sol vá á ponerse Hace las sombras mayores.

El disimular sinjido

Parece al otro estrañeza, La compostura tibieza, Los imposibles olvido: Los recatos esteriores Disfavores,

Y castigo el no atreverse; Que como el sol vá á ponerse Hace las sombras mayores.

Los justos inconvenientes
Parecen falsas desechas,
Y averiguadas sospechas
Los recelos aparentes;
Y de los competidores,
Los menores
Vienen por fuerza á temerse;
Que como el sol vá á ponerse
Hace las sombras mayores.

XIV.

LÍRICO.

Fijas en tierra las luces, Que dan luz al rojo Apolo, De más rica pluvia llenas, Que la de los granos de oro;

Haciendo su hermoso cielo Fuerza sobre el diestro polo, Se queja la bella Laura Del ingrato Polidoro. El destemplado rabel Afina v pone á su tono, Y temiendo ser oida. Mira la campaña en torno: La voz envuelta en suspiros Despide del pecho ronco, Y por consonancias tristes Se lamenta de este modo: «Cruel desconocido, Corazon de diamante y nieve helada, Ingrato, fementido, ¿Dó está la fé jurada Al cielo, á amor y á Laura desdichada? «¿Es Filis tan hermosa Ó está de la fortuna tan fiada, Que quiera victoriosa Triunfar á mano armada Del cielo, amor y Laura desdichada? «¿No son estos los ojos Á quien rendiste el alma enamorada? Acaso á tus antojos

Faltó jamás en nada
El cielo, amor ó Laura desdichada?

"Sigue tu Filis bella,
Y por su causa muera yo olvidada,
Que no has de gozar de ella
Sin guerra declarada
Del cielo, amor y Laura desdichada."

## (Prosigue el Romance)

No pudo la triste Laura
Seguir el amargo canto,
Que á Filis y á Polidoro
Vió de lejos mano á mano:
Perdió la voz y el sentido,
Los soles se han eclipsado,
Cayó descompuesta en tierra
Con la fuerza del desmayo.
Corre su enemiga Filis,
Y no se corre del daño;
Llegó como cautelosa,
Que dó hay culpa es ordinario.
Él queda con sentimiento
(Reliquias de enamorado.)
Mas no tiene al socorrerla

Libertad, porque es esclavo.
Filis le baña la frente,
Laura el sentido ha cobrado,
Y presa de cruda rabia
Dice con el rostro airado:

«Vil y atrevida Filis, ¿quién pensara Tuvieras corazon para engañarme? ¿Osas alzar los ojos á mirarme? ¿Con qué cara, costándome tan cara?

¿Piensas con la frialdad del agua clara Templar mi fuego, reparar mi herida? ¿Tú me socorres, áspera homicida? ¿Con qué cara costándome tan cara?

¿Tú eres, Filis, de quien fié y fiara Del pecho, vida y alma la riqueza? ¿Úntasme el casco, rota la cabeza, Con qué cara, costándome tan cara?

Mortal veneno, enarbolada jara, Infierno de mi alma, ¿aquí te vienes? Huye de mi presencia ¿aún te detienes? ¿Con qué cara, costándome tan cara?"

(Sigue el Romance.) En un bruñido papel Soltaba la blanca mano, • Haciendo con bizarría
Airosas letras y rasgos,
La bella Laura confusa,
Entre celosos agravios;
Tan fuera de sí que muestra
En su descuido el cuidado.

Prueba la pluma, y conoce En una fé que ha probado, Que la pluma en su respeto Es un macizo peñasco.

Entre otros nombres que cifra Puso sin mirar acaso, El de Polidoro y Filis De un lazo cercados ambos.

No advierte que le importara Armarse de punta en blanco, Ni que sirve de padrino En el campo á sus contrarios.

Ántes siguen su carrera
Con prestas álas volando,
Por el aire el pensamiento
Y la pluma en campo raso;
Y en faltándoles á una
Discursos y papel blanco,
Vuelve sobre sí y recorre

Los no advertidos trabajos.

Descubre en el medio á Filis Y á Polidoro enlazados, Y á voces dice: «¡Ah! traidores, Presos os tengo en el lazo:

«Favor aquí á mi justicia;" Mas, triste de mí, ¿qué hago? ¿Á mis enemigos junto Para que me den asalto?

"Vengaréme en dividillos, No quiero sino dejallos, Que ántes son muy para en uno Nombres de amigos tan falsos."

En esto carga la pluma, Y airada sacude el brazo, Dejando el nombre de Filis En un borron sepultado.

Y dice, hablando con ella:

«¡Qué bien me hubiera vengado,
Si tan borrada quedaras
En el pecho de este ingrato!

«Pero no es tarde, alevosa,
Que en mi venganza y tu daño
Sabrás muy presto á qué saben
De esos dulces los amargos.

"Y verás entrando en juego, Que cuanto quiere es de falso, Y que tiene más dobleces Que su pellico, su trato;

"Y que el son de sus mudanzas Es la sobra de regalo, Y al de celos y desdenes No mueve jamás el paso:

"Y que se desaparece Cuando apenas ha llegado, Dejando á la que le adora No borrada sino en blanco.

"Y por ufana que vivas, Harto trabajo te mando, Traslado á su firme fé, Si puede tener traslado."

"Pero pues he prometido Hacer todo mal y daño, Y que este falso no goce De gusto, sin sobresalto:

"Quiero escribirle un papel, Y en él finjir que me caso Con un su competidor, Que un tiempo le dió mal trato.

«Y por si no tiene celos,

Haréle dar el recado

De suerte, que ella los tenga,

Y sirva el papel de algo.

«Con esto engañaré el tiempo,

Que ha sido mi desengaño,

Haré burla de las veras,

Pues las veras me burlaron."

Así dijo, y á un suspiro

Bajaron, como al reclamo,

Estos conceptos del alma

Domésticos á la mano.

### Prosigue carta á Polidoro.

Venturoso Polidoro, Que abrir el paso pudiste Por la edad de hierro triste Al alegre siglo de oro.

Cuantos pasajeros veo, Me dan bonísimas nuevas De la bonanza que llevas En el mar de tu deseo.

Y en medio de tanta fiesta, Pues tan justa causa tienes De recibir parabienes, Sirva de dártelos esta.

Tu buena eleccion invidio, Que fué un acuerdo muy justo Trocar por quien te dá gusto, Á quien te daba fastidio.

Y así no te culpo en nada, Pues que tu Filis querida Era para muy escojida, Y yo para desechada.

Por lo bien que el bien conoces, Cualquier ventura mereces, Al cielo ruego mil veces Que muchos años la goces.

Aunque á ser tu condicion Ménos firme y más lijera, Bendicion tan larga fuera No pequeña maldicion.

Y no sin causa codicias Tercera que así terció, Que para sí se cojió Los diezmos y las primicias.

No es milagro como quiera, Y por eso más se estima Salír buen trecho de prima, De una tan falsa tercera. Pero pues tan bien se ha hecho, Puédeste al ménos preciar, Que tienes de quien fiar Los secretos de tu pecho. Oue Filis tan sin dobleces

Que Filis tan sin dobleces
Guardará la fé jurada,
Que de puro bien guardada
No parezca algunas veces.

Son sus buenas partes tales, Que no negará ninguno, Que sois ambos para uno En materia de leales.

Aunque el vulgo novelero, Que de poco se alborota, En sus corrillos te nota, Por mi causa, de lijero.

Pero yo no lo consiento, Como quien sabe el por qué, Y disculpando tu fé, Culpo mi merecimiento.

Y pues te están á la mira Por calumniar tu firmeza, Saca fuerzas de flaqueza, No me cojan en mentira.

Que si á decirlo me atrevo,

Es que el buen celo me obliga, Y el ser Filis tan mi amiga, Que sabes que se lo debo.

De acá no sé que contarme, Aunque discurriendo voy, Si por nuevas no te doy Que tratan de desposarme.

Por esposo se me ofrece Salicio, con haber sido De no pocas escojido, Por lo mucho que merece.

Mil salvas le tengo hechas, Que lo piense y no se arroje, Y él desecha á quien lo escoje, Y escoje á quien tú desechas.

Háme estado tan á cuento, Que no pudiera ser más, Y porque sé te holgarás De mi suerte, te lo cuento.

Y acabo, por no estorbarte, Que es tiempo de dar lugar Para que puedas gozar Tu Filis, y ella gozarte.

#### XV.

### BURLESCO. (\*)

De amor con intercadencias, Que es de linaje de pulsos, Que por minutos aguija Y se para por minutos, Abernuncio.

De vírjenes alcorzadas,
Que siendo plantas sin fruto,
Pretenden adoracion
Por lo blanco y por lo rubio,

\*\*CAbernuncio.\*\*

De terceras disonantes,

Que pegan en mí de agudo,

Teniéndome por tan necio

Que no entiendo el contrapunto,

cAbernuncio.

<sup>(\*)</sup> Este romance burlesco es del Dr. Juan de Salinas, aunque por equivocacion ó yerro está en las obras de D. Luis de Góngora, por lo cual hizo su verdadero autor las dos décimas que comienzan:

Delito á mis ojos es, &c.

De peticiones en tercio, Hechas con traza y estudio, Y dichas despues á versos Como salmos de nocturno, eAbernuncio.

De damas que si os ofrecen Medio cornado de gusto, Á fuer de la vida eterna Esperan ciento por uno, Abernuncio.

De aficiones repartidas
Más que pecho ni tributo,
Que en admitir variedades
Son el arca del diluvio,

CAbernuncio

De reinas en cuyas córtes, Sin guardar á nadie el turno, Habla, si es rico, Toledo, Y calla, si es pobre, Búrgos, Abernuncio.

De las que no se enternecen. No siendo de oros el triunfo, Si las tañen más guitarras. Que fueron contra el Maluco, eAbernuncio.

De tablas de malos lejos,
Damas, que aunque quieran mucho,
Hacen las mismas obsequias
Del ausente que al difunto,

\*\*CAbernuncio.\*\*

De poetas que no escriben
Sin Apolo el rubicundo,
Y por más soles que gasten
No dejan de hacer oscuros,

«Abernuncio.

De cascos desvanecidos,
Bonetes que tienen humo,
De nuncios del Padre Santo,
Pudiendo estar en el Nuncio,
Abernuncio.

De fansarrones de la hampa, Que pretenden por lo ruso Dar á las damas en votos Lo que ellas quieren en juros, *Abernuncio*.

De varas que al primer toque, Cual de otro Moisen segundo, Sacan arroyos de plata De los peñascos más duros, Abernuncio. De buenas caras al olio, Que á fuerza de barniz puro, Piensan dejar encubiertos Los defectos del dibujo, Abernuncio.

De tiples que meten letra, Y dan tan bajos los puntos, Que pudieran ser polilla Del serrallo del Gran Turco, Abernuncio.

De discretos putativos
En el aplauso del vulgo,
Que por más que anden compuestos
Son simples en todo el mundo,

cothermucio

De otras mil cosas que veo En estos siglos caducos, Que las he por espresadas Y de mí porque las sufro,

## XVI.

#### En endechas.

La moza gallega Oue está en la posada Subjendo maletas Y dando cebada. Penosa se sienta Encima de un arca, Por ver ir un huésped Que tiene en el alma, Mocíto espigado, De trenza de plata, Que canta bonito Y tañe guitarra; Con lágrimas vivas Que al suelo derrama, Con tristes suspiros, Con quejas amargas, Del pecho rabioso Descubre las ánsias. :Mal haya quien fía De gente que pasa!

«Pensé que estuviera Dos meses de estancia. Y cuando se fuera Que allá me llevara; Pensé que el amor Y fé que cantaba Supiera rezado Tenello y guardalla; Pensé que eran ciertas Sus falsas palabras, :Mal haya quien fía De gente que vasa! «Diérale mi cuerpo, Mi cuerpo de grana, Para que sobre él La mano probara, Y jugara á medias Perdiera ó ganara. ¡Ay Dios! si lo sabe, ¿Qué dirá mi hermana? Diráme que soy Una perdularia, Pues dí de mis prendas La más estimada. Y él vá tan alegre

Y más que una Pascua. :Mal haya quien fia De gente que pasa! «¿Qué pude hacer mís Que dárle poláinas Con encaje y puntas De muy fina holanda, Cocerle su carne. Y hacerle su salsa. Encenderle vela De noche si llama. Y en dándole gusto Soplar y matalla, ¡Mal haya quien fía De gente que pasa!" La cuenta remata,

En esto ya el huésped La cuenta remata, Y el pié en el estribo Furioso cabalga,

Y ántes de partirse, Para consolarla, De ella se despide Con estas palabras:

«Isabel, no llores, No llores, amores." "Si por dicha lloras Porque yo no lloro, Sabrás que mi lloro, No es á todas horas; Y aunque me desdoras Otros hay peores. "Isabel, no llores, No llores, amores."

#### XVII.

En endechas: juguete gracioso:

La del escribano,
La recien casada
Con el francesillo
De la cuchillada;
La que tiene al rio
Vista y puerta falsa,
Para ser tan moza
No es del todo sana.
Como paño malo,
Descubre la hilaza,
Y en materia de esto
Lindos cuentos pasan.

Al marido ayuda Á llevar las cargas, Y los aranceles Tiene va en estampa. Él corta las plumas, Y ella las arranca A los pajarillos Oue en su red se enlazan. Él cuelga en las cintas Su tintero y cajas, Y ella dá madera De la que se labran. Él dá fees de todo. Y ella dá esperanzas Á los pisaverdes Que le dan la caza. Toma él confesiones, Y ella las dilata. Aunque dé mil vueltas La semana santa. Él hace preguntas

Él hace preguntas
Á los que declaran,
Y ella dá respuestas
Y ninguna mala.
Él dá testimonios,

Y ella los levanta A la vecindad Por cubrir sus faltas. Hace él tinta fina Que gastar en casa, Y ella en su escritorio De la ajena gasta. Él se vá á juicio A seguir sus causas, Y ella fuera de él Dá al marido hartas. Hace él testamentos Y testigos llama, Y ella muy sin ellos Cumple bien sus mandas. Él renuncia leyes Que en el caso hablan, Y ella se somete Á las que le agradan. Él hace conciertos Con firmezas bravas, Y ella tiene tratos L'enos de mudanzas.

Toma él juramentos, Y ella los quebranta, Si juró algun dia De no ser bellaca.

Él protesta costas Y niega demandas,

Y ella las concede

Á los que las pagan.

Él, ántes que firme, Los errores salva, Y ella con los suyos

Condena mil almas.

Con la del violero, Que vive á la cara, Comunica mucho

Y son como hermanas. Esta es de la vida, Y tambien muchacha,

Que con su marido Encuérda guitarras.

Él busca las primas Frescas de Alemania, Ella las terceras De la tierra, y rancias Él mira las cuerdas, Hace las que bastan:
Y otras mil cosillas,
Que el hombre se calla,
Por tener presente
La amistad pasada.
Otro la celebre,
Como á la escribana,
Hasta hacer entre ellas
La traviesa pata.

#### XVIII.

AMOROSO.

Á UNA NIÑA PINTORA.—EN ENDECHAS.

De una zagaleja,
Honor de estos valles,
La belleza misma,
El mismo donáire;
Aunque guarda ovejas,
Carillejo, guarte,
Que en lazadas de oro
Prende libertades.
Sin turbarse el cielo.

De sus ojos salen, Cuando más serenos, Rayos penetrantes,

Que interrumpen sueños, Sobresaltan paces, Desmantelan pechos, Rinden homenajes.

¡Ojalá estos fueran Colores del arte, Y el alma ignorara Violencias tan grandes! Tales gracias tiene, Que en los verdes sáuces, Con perfiles breves

Y al humano aspecto Ménos imitable, Fáciles rasguños Le dán mucho aire.

Remeda semblantes.

¿Querrá, por ventura, Dejar inmortales, En vivos trasuntos, Sus muertos amantes? Verán sus triunfos, Lecrán sus anales. En toscas cortezas, Futuras edades.

Quien tanto retrata ¡Ay! no se retracte De aquellas finezas Que dió por verdades!

Cuando recostada En el verde márjen De estos orgullosos Y puros cristales,

Mis vistas frecuentes Llamó sus solaces, Aliento, en sus penas, Reparo, en sus males;

Mis largos coloquios, Miró como instantes, Mis breves ausencias, Juzgó eternidades;

Mis tiernas canciones, Que en gracia le caen, Les dió en su memoria Dichosos lugares.

Presento testigos Los peces, las aves, Los campos, las flores, Que estaban delante.

Y si han sido todas Palabras al aire, Mi ejemplo escarmiente Noveles zagales.

XIX.

En endechas.

Niña de mis ojos Y mi corazon, Por quien vivo ardiendo En llamas de amor:

Que en el pedernal De mi pecho hirió De los bellos tuyos El dulce eslabon.

Si de tiernos años, Tierna condicion Puede prometerse Tan en mi favor,

Por mil causas rico De esperanzas voy, Si no es mi desdicha Como mi aficion.

Hé miedo á tus años, Que catorce son, Término en los males De justo temor.

Tú en el catorceno No sientes dolor, Yo por causa tuya Peligroso estoy.

Cuando el canto alegre Oyes de mi voz, Llora el alma entónces Á aquel mismo son.

Que los instrumentos Son despertador De cuidados tristes, Amargo relox.

Esto le canté una noche, Entre las doce y las tres, À una niña, que fué en tiempo Por mi mal, todo mi bien.

Y apenas hube acabado De entonar el postrer pié, Cuando volaban los suyos Por llegarme á responder. Abrió una media ventana, Que de mi cielo lo fué, Aunque eclipsaba dos soles Un encañado clavel.

"Ya que en sufrirle soy mártir, Dijo la niña cruel, No se huelgue con mis años, Que no se lo sufriré.

"Trece cumplo justamente Á veinte y dos de este mes, Y ojalá mis esperanzas Se me cumplieran tambien.

«Ménos burlas, por su vida, Conmigo, que es mucha hiel Querer gastar sus conceptos Á costa de mi vejez.

"Mejor hiciera en quitarme Seis meses en buena fé, Que he dejado de vivirlos Por andar huyendo de él."

Esto dijo, y la ventana Tornó á cerrar de revés, Anocheciendo de nuevo, Con ser al amanecer.

Yo que en las necesidades

Hago mas de lo que sé, Afinando el instrumento, Le dije segunda vez:

«De solo amarte me ofrece Mi dicha tal interés, Que aunque en tus trece te estés Tengo de estar en mis trece.

«Con desdenes mal podrás Hacerme amainar mis velas, Si esos mismos son espuelas Para que te quiera más.

"Y si el rigor te parece Que tan puesto en razon es, Aunque en tus trece te estés Tengo de estar en mis trece.

"Por lo menos se ha de ver Si nos hemos de cansar, Yo aborrecido de amar Tu amada de aborrecer.

"Que mi fé no desfallece Por mas penas que me dés, Y aunque en tus trece te estés Tengo de estar en mis trece."

#### XX.

Á UNA SEÑORA, LLAMADA DOÑA ANA DE CÁRDENAS, PORQUE PREGUNTÓ QUÉ COSA ERA ANAGARDINA, PORQUE OIA NUCHAS VECES DECIR, QUE LA TOMABAN PARA LA MEMORIA.

¿Cuál es el Ana Cardina, Que se admira y no se toma, Ceba, y no priva el sentido, Y eterniza la memoria?

Fresquísima se conserva En un brinquiño de aljofar, Libre de injurias del tiempo, Que pórfidos no perdona.

Gustóla un jóven ilustre, Bien ambicioso de gloria, Que jamás supo olvidar En su virtud milagrosa.

En vano por ella ofreces Cuanta riqueza atesoras, Que tan divino compuesto Ni se merece, ni compra.

Goce el mundo este milagro, Hasta que el Rey en persona, Despues de siglos felices, La lleve á su guarda-joyas.

# Letra donosísima.

A dos recetas que trocó un boticario.

Recetó el Dotor Ventura
Una purga para el Cura,
Y á un novio, mal apretante,
Un jarabe confortante;
Mas trocóle cuando ménos
El boticario los frenos,
Y en vez de salir purgado,
Quedó el Cura enquillotrado,
(Tirte afuera)
Y por ponerse en primera,
Hizo flux el desposado.

¿Quién habrá que no trasude Si al clérigo considera, Viendo la runfla que espera, Y á donde el naipe le acude? En la cama se sacude, Más que toro de Jarama,
Como fiera herída brama,
Y gime como criatura.
Recetó el Dotor Ventura, &c.
¡Quién viera la turbacion
Del novio, casi difunto,
Guando piensa estar á punto
Para leer de ostentacion!
Y á ella con discrecion,
De todo su bien privada,
Finjir no echar ménos nada
De lo que triste procura.
Recetó el Dotor Ventura, &c.

Estaba el Cura rabioso,
Barajando, y enfadado
De que le hubiesen armado
Cuando se siente dichoso;
Venganza pide furioso,
Tan duro en su obstinacion,
Que puesta en comparacion
Es blanda la piedra dura.
Recetó el Dotor Ventura, &c.

El novio, segun parece, Pensó con esta receta Despachar una estafeta Poco ménos que á las trece; Pero luego desfallece, Porque á un hora y un dozavo, Hizo mal y por mal cabo El récipe su figura. Recetó el Dotor Ventura Una purga para el Cura, Ec.

#### OTRA.

Á UNA DAMA, QUE HACIENDO OSTENTACION DE PIÉ, MEDIAS Y LIGAS, LAS MOSTRÓ CON DISIMULO.

Cubrid las ligas, amiga,
Sin meterme en tentacion,
Que no soy yo gorrion
Para que me armeis con liga.
Halláisme ya tan de paz,
Y tan templado á los viejos,
Que no bastan rapacejos
Para tornarme rapaz.
No espereis á que os lo diga
Por segunda monicion,
Que no soy yo gorrion
Para que me armeis con liga.

La roseta, que os parece Que ha de ponerme osadía, Es rosa de Alejandria, Que me estraga y enflaquece. Acabad de echar, amiga. Á la jaula el pabellon, Que no soy yo gorrion Para que me armeis con liga.

Aunque puede en la refriega Armar la liga morada, No es de la Liga esta armada, Ni contra el Turco navega.

No penseis que me perdiga Tan moderada ocasion, Que no soy yo gorrion Para que me armeis con liga.

## REDONDILLAS.

Diálogo entre el pastor Tirsi y un ramillo, que la pastora Fili, á quien servia, habia dado de su mano una noche al pastor Jacinto.

Tirsi. Ramo de tanta ventura, Como perfeccion dotado,

Tirsi

Por las manos fabricado De la más bella criatura.

Ya que ausente no hay contento, Y me pareces amigo, Quiero entretener contigo La furia de mi tormento.

Y aunque en sus airadas ondas Hay peligro de anegarte, Si supiere preguntarte, Ruégote que me respondas. ¿Cuando Fili te hubo hecho, Ó al tiempo de fabricarte, Gustó de comunicarte Algun secreto del pecho? ¿Pues eso no es cosa vista?

R<sub>AMO</sub>. ¿Pues eso no es cosa vis Sí, que me comunicó Algunos, y otros sé yo Como testigo de vista.

Préciaste de tan amigo
De la que triunfó de mí,
Que aun celos tengo de tí,
Ramo, la verdad te digo:
Mas dí qué secretos son,
Que yo espero del oillos,
Sacar mil dulces puntillos

Por píctima al corazon.
¿Daba muestras de alegría
En lo que Fili te hablaba
Al obrarte, ó suspiraba
Cuando para mí te hacía?

Ramo. En ese punto confieso, Si me acuerdo, ó no estoy loco... Mas tengo que hacer un poco, Despues trataremos de eso.

Tirsi. No lo dilates, aguarda,
Que doblado bien me ofreces,
Pues sabes que dá dos veces
Quien para dar no se tarda.

RAMO. Ten á mayor amistad

El dilatar lo que es justo,

Pues no te ha de ser de gusto

Si vá á decirte verdad.

Tirsi. De eso en mí no habrá sospecha,
Que estoy cierto y confiado,
Que amor nos ha traspasado
Á los dos con igual flecha.

Ramo. Igual, sin faltar hebilla,
Parece razon dudosa,
Que siempre piensa otra cosa
El bayo del que lo ensilla.

Tan metafórico andas. Tirsi. Cuanto vo suspenso quedo, Quítame, ramo, este miedo, Háblame claro, si mandas.

No quisiera decir nada. RAMO. Mas sabrás, si te se asconde, Que aquesa empresa, buen conde, Para otro estaba guardada.

Tirsi. Para otro tiempo ó lugar Podrá ser, cuando algo fuere, Que siempre amor me difiere La gloria que me ha de dar.

RAMO. ¿Qué llama dar? busque traza De más segura bonanza, Que en prendas de esa esperanza No le fiarán en la plaza.

Tirsi. Buena andaba mi ventura, A no haber hecho mil pruebas! Dí que quien trae buenas nuevas Siempre encarece la cura.

RAMO. Disgustar á quien bien quiero Nunca fué de mi costumbre. Mas tú buscas pesadumbre À costa de tu dinero.

Y asi de Fili te cuento,

Segun su condicion es, Que se matará con tres, Y lo mismo hará con ciento.

Y quizá hubieras medrado Con hacer este discurso, Que quien ha perdido el curso No puede ser graduado.

Los demás á sus congojas Pueden esperar sazon, Que han asistido aunque son Harto mas que los de Rojas.

Y sé decir en efeto Que es Fili en esto tan diestra, Que á todos buen rostro muestra Por diferente respeto.

Y de Jacinto sabrás, No te turbe ni te espante, Que pasa tan adelante, Cuanto tú quedas atrás.

Y aunque de Fili nací, Y fué Cupido mi padre, Cuando me parió mi madre No fué, Tirsi, para tí. Jacinto fué luego dueño De mis olorosas flores, Porque á Fili tus amores Poco le quitan el sueño.

Jacinto este mar navega Sin temer tormenta alguna, Y á la cumbre de fortuna Con paso atrevido llega.

Á Jacinto socorrieron

Los cielos, y le ayudaron,

Que en sus manos me entregaron

Las propias que me hicieron.

Y fué el tiempo y la ocasion Tan á su gusto cortada, Que es mejor para dejada Á tu consideracion.

Que pues era noche oscura, Y ella lugar dado habia, De creer es procuraria Gozar de la coyuntura.

Y cuan bien de ello dispuso, Verás claro, á lo que creo, En que al punto por trofco En su guirnalda me puso.

Tan alegre le ví ir, Quanto es justo se imajine, El cómo á tus manos vine, TIRSI.

No te lo sabré decir.

Fili en secreto favor
Á Jacinto, y de su grado;
Tirsi de Fili olvidado,
¡Y que lo consienta amor!

Derribada la esperanza
De Tirsi por los cimientos,
¡Y que el cielo y elementos
No emprendan esta venganza!

Que de mí no estoy corrido,
Aunque quedo sin la empresa,
Solo del tiempo me pesa
Tan sin provecho perdido.

Y de quien la ha conquistado, Yo tengo firme esperanza, Me dará el cielo venganza, Pues será presto olvidado.

De Fili, aunque me importaba, En venganza no se hable, Porque es mujer y mudable, Y con dejalla se acaba.

Cobrada mi libertad Otro hombre nuevo me siento, No más burlas, pensamiento, Que es loca temeridad. Ramo. No hay plazos que al fin no lleguen, Y pierde de este la queja, Que si una ingrata te deja, Cien mil habrá que te rueguen.

Tirsi. Y tú, ramo, merecias,
Por las nuevas que me has dado,
Hoy para ejemplo y dechado,
Ser hecho cenizas frias.

Mas no es fuero ni razon Hacer en tí tal castigo, Que eres mensajero amigo, Y no tienes culpa, non.

## LETRA EN CUARTILLAS.

¿Qué fuerza habrá que resista
Al poder que me rindió,
Si mi vista me perdió
Donde me pierdo de vista?
En una florida tierra,
Ví un fuerte, que al parecer,
Era casa de placer,
Mas que presidio de guerra.
Engañóse por la vista

Mi vista y no se guardó,
Y á vista de él me perdió,
Donde me pierdo de vista.

Apenas reconocí
Dos luces que en él habia,
Cuando ví de artillería
Llover nubes sobre mí.

Al cabo de esta conquista
Salí de mí mismo yo,
Y mi vista me perdió
Donde me pierdo de vista.

Una monja, llamada Fulana de la Peña, conocida del Dr. Salinas, habiéndole enviado una perrilla que tenia por favor á fuerza, se descuidó y se fué y salió de ella. La monja se enojó del suceso pensando que la habia echado, y no que ella se hubiese ido. A este intento y á haberse ella ido sola al convento.

#### REDONDILLAS.

Dádme favor, dios de Delo, Que mis versos enderece A una perra, que merece Ser canícula del cielo. Que aquella, cuando porfía, Hace las peñas arder, Mas estotra sin querer Las peñas que arden enfría.

Por ella me libertaron Mis descuidos ó mis yerros, Que no soy tan dado á perros Como allá lo imajinaron.

Conoció solo en mirarme, Que en ganarse me perdia, Y quiso un dichoso dia Perderse para ganarme.

Llamó ladrando á su puerta, Y dejó de buena andada La de mi pena cerrada, Y la de mi gusto abierta.

Ya no es más de falda, nó, Ni perrilla vedijuda, Sino lebrela de ayuda, Que á rescatarme ayudó.

Perra de muestra, que un lance Descubrió que yo no viera, Y galga en campo lijera, Que dió á mi remedio alcance. Perrilla que ciegos guia Y el camino llano enseña, Que me libró de una peña, Que ya estrellarme queria.

Gozquilla que con voz alta
Hizo á mis ladrones fieros,
Perra que gana dineros
Y por el Gran Turco salta.
En su conmemoracion,
Aunque me cueste un tesoro,
Traeré una perra de oro
Al cuello como Tuson.

Porque no solo mi Musa Celebre tan alto hecho, Mas tambien honre mi pecho A quien tal pecho me escusa.

## OTRAS.

Á D. Francisco de Ribera, que tomó posesion del Obispado de Segovia en primero de Marzo.

Ya pinta la Primavera, Ya florece el soto y prado, Doy por ganado el ganado Con tal pastor y ribera. Vióse perdido el rebaño, Como le faltó le gobierno En el rigor del invierno, Cuando más se siente el daño.

Pero yá el mal tiempo es fuera, Y viene un Pastor chapado, Que por ganar el ganado Lo apacienta en su ribera.

## LETRA AJENA.

«Púsoseme el sol, «Salióme la luna, «Más me valiera, Madre, «La noche escura."

#### LETRILLA PROPIA.

El que yo queria,
Madre, no me quiere,
Y por mí se muere
El que aborrecia.
Sin mi luz y guia
No quiero otra alguna,
Más me vale, madre,
La noche escura.

Más me vale, madre, La noche escura.

Pues dá tan menguada Luz mi avara suerte, Más quiero la muerte Que es noche cerrada. Que viendo acabada Luz tan bella y pura, Más me vale, madre, La noche escura.

Un recien-desposado, y no el más despierto del mundo, dijo para adular á su novia, que cierta señora muy hermosa era fea.

#### JUGUETILLO.

Así el bien que te desea
Bartolo, te venga, Bras,
Díme, ¿á quién te inclinas más
De las mozas de la aldea?
Á la fea.

¿Quién te alienta y te recrea Hasta en el mesmo desden, Por quién suspiras, y en quién Tu gusto todo se emplea?

En la fea.

¿Quién te rinde y señorca. A quién das culto obediente, Y de quién más dulcemente El alma se lisonjea?

\*\*De la fea.\*\*

Si otra se opone y campea, ¿Por quién sentirás la ofensa Más, y por cuya defensa Morirás en la pelea? \*\*Por la fea.

¿Con quién querrás que se crea Pasarás mejor las horas, Aunque amargue á las pastoras Flor, y Silvia y Galatea?

Con la fea.

De cuantas tu mesma idea
Te ha llegado a proponer,
¿Sin quien á tu parecer
No habrá gusto que lo sea?
Sin la fea.

A LA MESMA, ENVIÁNDOLE PRESENTADO UN COCO DE LAS INDIAS, Y HABLA EL COCO.

Véngome acá, porque vea Su retrato al natural, Que en la lengua orijinal Lo mesmo es coco que fea.

A LA POSESION DE D. ANDRÉS PACHECO, OBISPO
DE SEGOVIA.

Levanta hasta las estrellas

Tal Pastor, dichoso suelo,

Y mil columnas al cielo,

Con mil non plus ultra en ellas.

Hecho cifra y en su punto,

El bien de la tierra puesto,

Todo junto, y solo esto,

Esto es más que todo junto.

Y pues sus joyas más bellas

Y pues sus joyas mas bellas Cifra en esta cifra el suelo, Suban columnas al cielo Con mil *non plus ultra* en ellas.

Ya nuevo mundo no queda Que á Hércules se le encubra, Ni Cárlos que más descubra
Y lo ponga en su moneda.
Ya gozozas las estrellas
Del bien que descubre el suelo,
Quieren se escriba en el cielo
Y ser las columnas ellas.

# Romance. $(^*)$

En Fuenmayor, esa villa, Grandes alaridos dan, A fuego tocan á prisa, Que se quema el arrabal. Quémase un postigo viejo, A donde está el albañar Que purga las inmundicias Del desdichado lugar.

<sup>(\*)</sup> Compuso el Dr. Juan de Salinas este romance al Maestro Juenmayor, fraile agustino, que salió á pedir para el Rey Jelipe II. cierto empréstito general, á que tambien salieron á pedir por toda España diversos relijiosos, y en cierta aldea, donde posó una noche, le sucedió levantarse deslumbrado al servicio, y sentarse en un brasero, que tenia en el aposento, porque era invierno, donde se chimuscó. Callólo, hasta que aquejado del dolor, fué necesario decirlo, y el Concejo del lugar, para curarle, le envió ungüento blanco.

Imajínase por cierto Que era fuego de alquitran, Pues pudo emprender tan presto Habiendo tanta humedad.

Quémanse unos entresuelos Y abrásase un palomar, Que provée de palominos Á toda la vecindad.

Crece el viento, y el ruido De los tronidos es tal, Que parece cuando el Draque Fué á batir á Portugal.

Á este punto en muchas partes Hubo incendio general, Abrasóse en Salamanca La calle del Rabanal.

Un pasajero á Ravena Puso fuego artificial, Y quemó á Fuenterrabia Por la parte de la mar.

¡Y vos, Nero, de Tarpeya Tan gran estrago mirais! ¿Veis arder el Culiseo Y no os moveis á piedad? Este epitafio que he dicho. Diz que topó un sacristan, Sobre un sepulcro de bronce En figura cir-cular.

Y aunque muchos le interpretan A la letra como está, Yo sospecho que esta villa Es cierta Paternidad,

Que á ser por el Rey del cielo Lo que fué por el de acá, Pudiera ser aprendiz del Mártir del Escurial.

Si á Mucio Cévola en Roma, Que puso el brazo á quemar, Tanto la fama celebra Porque libró su ciudad,

¿Cuánta más gloria merece Estotro gran rabadan, Yendo en busca del servicio De la sacra majestad?

De esta materia de fuego Otros mil ejemplos hay, Mas ninguno tan solemne, Ni tan en parti-cular.

Entró á Concejo y sentóse, Pero no se alabarán Que les salió muy barato El molde del asentar.

Que, segun dijo el alcalde, Gastaron gran cantidad Sobre el negro del asiento Del comisario real.

Pero al fin fin descubrieron Ser persona principal, Hombre de sangre en el ojo, Que le viene muy de atrás.

Concertóse un alboroque, Y el Padre, por bien de paz, Para darles culacion Puso culantro á tostar.

Dióles cola en carbonada, Mas Judas la echara sal, Trinchárala Berzebú, Comiérala Satanás.

Trazaron entre otros juegos, Un baile de gran solaz, Al son del rabel del Padre, Que hubo en él bien que mirar. Sintióse indispuesto y nadie Le entiende la enfermedad, Sospechan que es mal de ojo, Por ser hermoso de faz.

Y en tanto que le sahuman
Trataron de especular,
¿Este del ojo perverso
En el pueblo, quién será?

Y calculándolos todos, Ninguno pueden hallar, Si no es el ojo del Cura, En quien quepa tanto mal.

Mil maldiciones le arrojan, Y en manos de la Hermandad Quisieran en Peralvillo Verle amarrado á un pilar.

Dan posada al reverendo En casa de un secular, Buen aposento, abrigado, Buena cama, otro que tal.

Tambien le dejaron lumbre, Sin tener necesidad; Mas luego fué necesaria (\*) Segun me escriben de allá. Fué la lumbre de sus ojos, Del uno digo no más,

<sup>(\*)</sup> Lugar comun.

Aunque la culpa del uno Con dos se puede llorar.

Si el quemarse las pestañas Arguye dificultad, Quien se quema un ojo entero ¿Qué empresa no acabará?

Ó lumbre, tú que tocaste La parte septentrional, Aunque estés mil veces muerta En la fama vivirás.

Con mis versos te vinculo, Si te puedo vincular, In secula seculorum, Que es para siempre jamás.

EL MAESTRO FUENMAYOR PARTIÓ DEL DISTRITO QUEJOSÍSIMO DE QUIEN LE COMPUSO EL SOBREDICHO RO-MANCE, Y Á ESTE PROPÓSITO, EL MESMO DR. SALINAS LE ARRIMÓ LAS SIGUIENTES

### REDONDILLAS.

Seais muy bien ido, señor, Que aunque el culincendio vuestro Fué en gran beneficio nuestro, El dejarnos fué en mayor. (\*)

<sup>(\*)</sup> Su nombre.

Dió vuestro fuego secreto Materia al mundo de risa, Sin la que dió á la camisa, Que en esta no me entrometo.

Y con esas niñerías, Que os causan desasosiego, Haceis guerra á sangre y fuego Á nuestras melancolias.

Por vuestra mala eleccion, Y por mí despues de Dios, Sois eterno á parte pos, Como las almas lo son.

Y tambien lo seré yo, Si esta corónica sola Me encuadernais con la cola Que al fuego se derritió.

Direis que soy moledor, Y no hay que maravillar, Que os canse un cani-cular, Hoc est, un culi-cantor.

Y así al Romance atrevido, Que tantas cosas os dijo, Sepultaré, con ser hijo De mis entrañas nacido.

Y para que no imajinen

Que no está enterrado ya, De Responso servirá Vuestro se-culum per ignem.

Estos versos que he juntado Para que más no os disfamen, Es mi voluntad se llamen 24diciones al Tostado.

# Itinerario. (\*)

El que malas mañas há, Ó tarde ó nunca las pierde, Que esto de mudar costumbre Es negocio á par de muerte. De donde induce el derecho. Allá en la regla qui semel,

Para el cual se advierte:

Lo 1.° que esta carta fué pretendida de muchos.—Lo 2.° Que el Dr. Salinas, su autor, tenia un ama con la boca torcida y los dientes de fuera, nada agradable.—Lo 3.° Que hay un linaje en Segovia, que se llama Vinatea, y por eso el vino se baptizó con aquel nombre. Lo 1.° Que era recien electo en Roma por Pontífice el Cardenal Castaño. Lo 5.° Que en aquel la sazon habia pedido el Rey D. Jelipe II a los Obispos y titulados, que le sirviesen con ciertas lanzas para la guerra de Francia.—Lo 6.° Que el Dr. tenia una perrilla braca, nieta de un perro que fué de D. Juan de Bracamonte, á quien dirijió este itinerario.

Que el que una vez fuere malo Se presume malo siempre.

Y sin salir de este tono,
Dijo el otro en su vascuense,
Diu servavit odorem
Si testa est imbuta recenes.

Y no falta quien afirme, Y con evidencia muestre, Ser otra naturaleza, Por los efectos que tiene.

Vése claro en el veneno, Que al que acostumbra comelle, No solo no ofende y mata, Pero dá vida y mantiene.

Pueden, en fin, las costumbres Tanto, que los bachilleres En sus párrafos decretan, Que tienen fuerza de leyes.

Á propósito lo digo, Señor, de que el hombre suele Pintar sus jornadas todas Lo más al vivo que puede.

Escojiendo un confesor, A quien por menudo cuente Los infortunios estraños Que en el camino suceden.

El primer itinerario

Le cupo á Cristobal Perez,

Persona que cumple poco

De lo mucho que promete.

Aunque ya si de esta escapo, Y la lanza no me miente, No me engañará aunque viva Más que mil Matusalenes.

Otro escribí á un caballero, Gran censor de mis papeles, Poeta á lo retirado Inter privatos parietes.

Tampoco pude acabar Con él que me respondiese, Ventura te dé Dios, hijo, Que sin ella *tutto niente*.

De esto, pues, escarmentado, Quise esta vez abstenerme, Y en tenebroso silencio Pasar mis males ó bienes.

Pero la negra costumbre
Sin resistencia me vence,
Y es tanta mi inclinacion,
Que no hay razon que la enfrene.

Soy como el disciplinante, Que ántes que el tiempo se llegue Le comen ya las espaldas, Y por abrírselas muere..

Y aunque para este viaje No faltarán pretendientes, San Pedro se lo bendiga, Señor, pues le cupo en suerte;

Y á escucharme un breve rato Con atencion se apareje, Si por dicha no le cansan Razones impertinentes.

No en bajo porta-manteo, Guarnecido fieltro verde, Por solo gala y ornato, Por miedo de que lloviese.

Ni el tiempo escojido á posta, Claro, sereno y alegre, Pronóstico venturoso De que un cristiano lo viene. Sino calada la cinta Con diez y nueve corchetes, Y con un cielo cerrado, Que no saliera un hereje. Domingo, á las dos del dia, En diez y seis de Setiembre, Del barrio de San Roman Salió mi persona y bienes.

Del Nicolás Tolentino
Hizo la fiesta celebre
San Agustin aquel dia,
Con el concurso que suele.

Y acuérdome que he partido En fiestas perpétuamente, Y algunas bien de guardar En memoria para siempre.

A lo ménos en la mia,
Pues las cosas que se ofrecen,
So pena de ser un asno,
Me obligan á que me acuerde.
Llovióme aquellos dos dias
Desapoderadamente,
Si cuando Dios echa lanzas
Se puede decir que llueve.
No compró rica viuda

Besugos para escabeche
Tan frescos, junto á Laredo
La víspera de los Reyes.

Ni tan pasados por agua Recetó al flaco doliente El médico cuidadoso Los huevos para que cene.

Ni abierto por la cintura, Quedó con tantas vertientes, Cántaro quebrado á posta Para beber con la fiebre.

Ni tejado con escarcha, Donde el sol de Marzo hiere, Ni regadera de azófar, Hechiza para verjeles.

Como llegaba al meson Conmigo mi pobre gente, En figuras de alquitaras Ó cimas de chapiteles.

Que en la villa de Mojados Por vecinos y parientes, Pudieran muy con su honra Hacernos ogaño fieles.

Y trocara yo mi capa Entónces, con los que sienten Que no llueva Jesucristo Jamás en sus bienes muebles.

¿Pues qué diré de mi cama, Que en el acémila víene, Y le daba viento en popa El agua en los arambeles. Y á no llevar encerado, Señor, de que guarecerse, No bastaran ochocientos Reposteros y almofrexes.

He dado ya en regalarme, Echándolo todo á trece, Que hay buenos que me aconsejan Y el mozo que se lo quiere.

Verifico aquel refran, Recebido comunmente, Que se mete á regalon, Quien á clérigo se mete.

Y en eseto, hay quien lo apoya, De manera y encarece, Que jura que trocaria Un reino por un bonete.

Porque un dormir sin cuidados Del niño que le despierte, Del ama que se descuide, De la mujer que se queje.

Y de que pida mantillas Para el señor Don Vicente, La labradora importuna Desde los Carabancheles. Y de que acá doña Anita, Con verdugado y copete, Si no la forran en oro, Con seda no se contente.

Y desde que se levanta, En otra cosa no piense, Sino en encajes y puntas, Sacavandas y comemes. (\*)

Y en salirse con su madre De veinte y cinco alfileres, À visitar los altares De cas de los Milaneses. Sin otras impertinencias, Bien indignas de saberse, Que sufren los más pintados En sus cuadras y retretes.

Dice que no hay esmeraldas, Ni perlas en el Oriente, Con que se pueda pagar Al justo como merece.

Y de los clérigos juzgo, Que viven alegremente, Tienen á Dios á la mano

<sup>(\*)</sup> Nombres de puntas de aquel tiempo.

Todas las veces que quieren.
Sus comodidades buscan,
Á solo ellas atienden;
Si hace sol, dame un sombrero;
Si sereno, un capacete.

Y quien esto más envidia, Espántome que no advierte El gusto que es madrugar En el invierno á las siete.

Y de un esquilon colgado, Aunque llueva Dios y nieve, Ir á tocar en la prima, De miedo que no se quiebre.

Cuando él en cama de grana Á pierna tendida duerme, Y á la misa de las once Le pesa que le recuerden.

Y una soledad perpétua En que vivis, mal que os pese, Sin nadie que en vuestros males Se duela, de lo que os duele.

Sino una sátira fiera, Que os venda gato por liebre. Y por gran regalo os haga Una almendrada de nueces. No lo digo por la mia, Que es señora de *respleute*, Y puede ser cocinera Del conde de Benavente.

Ella no mata de amores,
Pero borrico parece,
Y aunque mansa, si la enfadan,
Á fé que muestra los dientes.

Garla el otro de la oseta
Con sus jurazos de á veinte,
Sus dehesas arrendadas
Que como la espuma crecen.
Sin rezar de obligacion
En el deposui potentes,
Ni entonar entre dos luces
Alelluyas en falsete.

Y querrá que le creamos Que tiene envidia á los prestes Porque lo ganan cantando, Al puto que tal creyere.

Pero no demos más voces, Que los vecinos nos sienten, Quédese el punto indeciso, Y nadie se desconsuele.

Que no hay tan colmado peso

Que no lleve su jarrete, Ni ventura que no tenga Sus haces y sus enveces.

Las cosas de lejos vistas, Prima facie se apetecen, Juzgando por oro y plata La falsa alquimia y el peltre.

Pero llegado á tocarlas En la piedra, que no miente, Desengáñanse los hombres, Y mudan de pareceres.

Vuelvo, pues, á mi viaje, Que no es razon que le deje, Y acuérdome que contaba, Que llovió Dios y mojéme.

Del estado de Veraguas
Escapé con mis ginetes
Al condado de Buendia,
Que le pasamos en breve.
Duró la jornada un año,

Ó á lo ménos doce meses, Segun se reconocia Diversidad en los temples.

Y si es que á los que se mudan Ayuda el Omnipotente, Sin duda que ayudo entónces
Al tiempo más que otras veces.

Vino desde allá conmigo
Por hacerme mil mercedes,
El buen Doctor Vinatea

A quien mil gracias se deben.

De Álaejos natural
Y antiguo correspondiente
De aquel Monseñor Taberna

Que en la córte espidió breves.

Es hombre anacible y manso

Es hombre apacible y manso. Aunque á ratos se embravece, Cuando de puro arrojado Algun necio se le atreve.

Es como un oro, y suave Doncel, sabroso, elocuente. Que no hay en Italia y Francia Quien mejor lenguas enseñe.

Y dispone la dotrina A los que con gana aprenden, Con tanta facilidad, Que parece que la beben.

<sup>(\*)</sup> La bota de vino.

<sup>(\*\*)</sup> Llamábase así un Nuncio de España.

Y algunos ratos les hace Que entre sueños le contemplen. Absortos de su dulzura, Que los encanta y suspende. Y cuando se graduó, Si mal no me acuerdo un juéves, Fué die; y seis en licencia,

Truje más con el Dotor
Para que me entretuviese,
Al Licenciado Jamon,
Persona de buen caletre.
En hábito de romero,
Que así convino ponerse,
Por secretos enemigos

Entre otros mil contraventes.

Tapetada es la esclavina, A quien en torno guarnece Una clavazon costosa De aquellas partes de allende.

Que en ciertas posadas teme.

Y aunque fueron chamuscados Los más de sus ascendientes, Y él anda en piernas, es noble

<sup>(\*)</sup> Costó á 16 maravedises.

De los finos montañeses.

Con el Doctor Arguia,

Cada credo de repente,

Que era pasatiempo estraño

Verlos dar en los broqueles.

Hasta tanto que una vez Le vino á apretar de suerte, Que le agotaba la ciencia Con su furioso torrente.

Pero fortuna voltaria, Que al mejor tiempo revuelve, Acordó de rematar Su vida y nuestros placeres.

Y una noche sobre-mesa, Le dió en Lerma un accidente, Que le juzgamos por muerto, Como en ello se contiene.

Hecho mil sales estuvo Hasta entónces el pobrete, Dando bresna y atizando Á todos porque bebiesen.

Fuése poniendo en los huesos, Que era lástima de verle, En fin, allá le dejamos, Que le entierren, si muriere. Otro dia fué vijilia,
Y en el paso de una puente,
Estaba un molino solo,
Que con cuatro ruedas muele.
Donde vimos como monjas

Donde vimos como monjas Asomadas á unas redes, Á doña Trucha y Anguilla, Dos principales mujeres.

Vendiéronsenos muy caras, Porque en efeto pretenden, Si de esta no se remedian, Casar con los Pimenteles.

Ofrecíles compañía,
Con cumplmientos corteses,
Y viniéronse á las ancas
En dos de mis palafrenes.
Son damas de muy buen gusto,

Y no malos pareceres,
Y grandes personas ambas
De dar de comer en viérnes.

Y ansí me dieron la vida Sus regalos y sainetes, Hasta que ví de mi patria Las venturosas paredes.

Y desde que en ella estoy,

Señor, en lo que se entiende. Es en aprestos de guerra, Caballos, plumas y arneses.

Que van pasando á Navarra Con órdenes diferentes, Las lanzas ó las lanzadas De títulos y roquetes. (\*)

De Roma pasó un correo Antes de ayer dilijente, Que, entre otras enigmas, dijo Á ciertos huéspedes este:

- «Entre los fuertes caballos
- «De los morados jaeces, (\*\*)
- «El pálio ganó el Castaño, \*\*\*
- «Por bravo, gallardo y fuerte."

Déle Dios larga carrera,
Para que en ella atropelle
La conjurada canalla
De los malditos hereies.

Vuesa merced, mi señor, Que es bachiller por Valverde,

<sup>(\*)</sup> Echó S. M. á Obispos y Señores tantas lanzas.
(\*\*) Los Cardenales de morado por luto del Papa muerto.

<sup>(\*\*\*)</sup> El Cardenal Castaño, Papa.

Graduado en Veripite,

Me diga ¿en esto qué entiende?

Porque acá vienen á mí,

Pensando que es crímen lesse,

Y quieren sacarme el alma

Hasta que se lo interprete.

Si topare á garatusa, Mi perra, me la encomiende. Que por ser hija de casa Ła quiero tan tiernamente:

Y por ser de su merced Parienta en la quinta especie. Allá por los Bracamontes, De quien la dicha desciende.

Y acabo por no cansarle,

Que ha gran rato que me atiende,

Y la falta de materia

Tambien me dice que abrevie.

Oue si acaso el hombre fuera

Que si acaso el hombre fuera Un amante pisaverde, De los que memorias tristes En las misivas injieren.

Autorizara esta carta De conceptos portugueses, Y en hábito de un Elicio Llorara ausencia ú desdenes. Y cuando más no supiera, Trasladara los billetes Que á la linda Magalona Escribió el infante Pierres.

Encareciera dos soles, De cuyos rayos ardientes Sintiera salir centellas, Que abrasan pechos de nieve.

Quejárame de una tigre Tan esquiva, tan rebelde, Que ruegos le desobligan, Y lágrimas la endurecen.

Sintiera una sin razon, Una liviandad, un trueque, Una mudanza, un engaño, Una traicion, un aleve;

Unos celos infernales, Unos rabiosos lebreles, Que se ceban en la sangre Y de las entrañas muerden.

Ó pintara las congojas Que el alma triste padece, Los melancólicos ratos Que está de su bien auscnte. Y el dolor que al corazon Cubre, aprieta y entristece, Sin que basten prevenciones, Ni píctimas aprovechen.

Donde solo el escribirse, Y la esperanza de verse, Son la uña, la bezaar, Y la confeccion de Alquermes.

Dejo estas volaterías Para los don Floriseles, Que las gastan, y con ellas Se derriten y enternecen.

Que no porque yo las pinte, Me enamoran, ni me prenden, Como la bella Campaste Cuando la pintaba Apeles.

Guárdeme Dios mi juicio
De las olas y vaivenes,
De este golfo inecsorable
Que se sorbe los bajeles.

Allá los bobos del siglo En sus barcas le naveguén, Que yo tierra firme quiero, Y andarme en carro de bueyes.

## Romance. $(^*)$

Canónigo fisgador, Pícaro descomulgado, Que de bonete á bonete-Me sacudiste de llano.

Préstame gratas orejas, Si es que las tienes, tacaño, Debiendo estar por ladron Mil veces desorejado.

Orejas de Abad te pido, Que es golosísimo plato, Y tengo de él más antojo Que si estuviera preñado. Tambien los devotos quiero Que me escuchen con aplauso,

<sup>(\*)</sup> Habiendo sido huésped el Dr. Juan de Salinas, en Búrgos, de Juan Alonso de Sanmartin, canónigo de aquella Santa Iglesia, al despedirse, pidió que le acabasen de henchir de buen vino una bota que estaba media. El canónigo, mostrando gusto, tomó la bota, y trocando el intento, le sacó el vino que tenia y la llenó de agua, y recibiéndola sin presuncion del engaño el Doctor, se partió, y llegando á hacer noche á la posada, al tiempo de la cena, queriendo beber, halló que era agua. Disimuló la burla, y de allí a algunos dias se vengó con hacerle otra, que se refere largamente en este Romance.

Oirán cantar tus maldades En Romance castellano.

Cuando partí de mi patria, Agora por Todos-santos, Vine con un camarada, Partícipe en mis trabajos;

Rodeando cinco leguas, Con gran cantidad de barros, Por esos ojos Bellidos Ó por mis grandes pecados.

Tuviste para la cena Superbísimo aparato, Así de amigo de gusto, Como tambien de regalos.

Descubrió el siguiente dia Sus claros alegres rayos, Mostrándose el rojo Apolo Á tantas caricias grato;

Que cuando así lo agasajan Algunos de los hermanos Cofrades de la poesía, Es gran hombre de estimarlo.

Comimos como unos Papas, Y dentro de poco rato Sonó la pieza de leva, Y las áncoras alzamos.

Yo en esto de prevenido, Más que de necesitado, Te hice no sé que envites, Que me quisiste de falso.

Medio azumbre te pedí, Con que dar en aguinaldo Un alza-cuello á mi bota, Que estaba lácia y sin garbo.

Y fué el negro medio azumbre Medio de todos mis daños, Principio de mis querellas Y fin de mi vino blanco.

Engañóme tu semblante, La nobleza de tu trato, Creyendo que te veia Por los ojos el redaño.

Acordárseme debiera, Que dice el italiano: Fratelo, non te fidare, É pur no será inganato.

De la mano arrebataste, Canónigo bien criado. La bota, inocente al mio, Que en darla lo estuvo harto. Metístela de secreto Allá en tu confesonario, Donde te habló en puridad, Segun lo que me contaron.

Y ora, sea de congoja
Del recio y terrible trago,
Ora de verse apretada
Y un poco cabeza abajo,
Diz que vómitos la dieron.

Que los pulsos la faltaron, Y á puros jarrazos de agua La volviste del desmayo.

Convierten en aguardiente El vino los boticarios, Mas en agua turbia y fria Sólo tú, pérfido, falso.

De la boda architiclina Contradices el milagro, Que Dios volvió el agua en vino, Y tú hiciste lo contrario.

Yo para mis corrimientos Acostumbro de ordinario Aguar temerariamente El vino, pero no tanto. Que este mayores los causa.

ue este mayores los caus

Y es doctrina de Esculapio, Que corre una burla de estas Más que trescientos catarros. ¡Oh pródigo para todos, Y sólo para mí escaso!

Y sólo para mí escaso! ¡Canónigo estafador; San Martin, pero no el Santo! Que el Santo fué liberal,

Y dió con el medio manto Abrigo al desnudo pobre, Y nombre á su pecho hidalgo.

Hasta dejaste sin vino Dos tristes desabrigados, Que se aforraran con él Mejor que con dos zamarros.

No eres aquel San Martin. À quien con sonoro canto, Celebra en sus facistoles La turba de los borrachos.

Que aquel dá vino á Castilla, Y á los reinos comarcanos; Tú quítaslo á quien lo lleva, Y dás agua en contra-cambio.

El licor que aquel produce Sube lijero á los cascos, El que tú dás, yo le tuve Debajo de mis zapatos.

De aquel calienta y conforta Aun solamente el olfato; Del tuyo, la vista sola Yela y destempla un cristiano.

Encantados deben ser, Canónigo, tus palacios, Pues salí de ellos con agua Estando el cielo tan claro.

Agua pasada por vino Platillo es estraordinario, Que no le alcanzan, al ménos, Los cocineros de ogaño.

De por San Juan era el agua, Pues á dicho de villanos, Quita el vino, y no dá pan, Á donde alcanza el nublado.

De tus regalos y burlas, Bien moralizadas saco, Que, al fin, son en esta vida Todos los gustos aguados.

Este es en cifra el cuaderno De las injurias y agravios Recibidos, de los cuales Te he de dar cuenta con pago.
No me pierdas la atencion
En las partidas del gasto,
Que por ser mayor la suma
Serán de más embarazo.

Seguiré el órden de escuelas, Poniendo primero el caso, Para ir sacando despues Notables y corolarios.

Que aunque no lleva conceptos, Me aconseja mi Letrado, Le presente en el proceso Por testigo en mi descargo.

No me culpen los oyentes Si en la venganza he tardado, Que es ardid en la milicia Asegurar al contrario.

Y tambien quise, aunque el vino Era de más de tres años, Dejarle hacer más añejo, Por vendértelo más caro.

El lance primero, pues, Que jugó el hombre en llegando, Fué por cartas de terceros Finjir que vino muy malo. Que le cojió una terciana Á la salida del campo, Y no pudo hasta Segovia Atravesar un bocado.

Tú, que eres un anjelote, Cari-alegre, boqui-blando, Tragaste la bernardina Como un bienaventurado.

Tuve más pésames tuyos Que antífonas un breviario, Y yo siempre respondiendo Á lo melindroso y flaco.

Haciéndome muy de nuevas De no entender el engaño, Ó burla, de que me hacias En tus epístolas cargo.

Y era cosa verosímil, Que un enfermo tercianario No se acordase del vino, Siendo en las fiebres vedado.

Con que quedástes muy necio, Y no hay para qué negarlo, Que no fué pequeña burla No darme yo por burlado. Pasó un mes, y dos, y tres, Y yo callar como un santo, Hasta que amaneció un dia, Y vengo, y tomo, y ¿qué hago?

Corté lo mejor que pude El pergamino de un Baldo, Los cordeles de un colchon, Y las plomeras de un paño.

Y puesto en forma de bulas, Que engañaran al Datario, Finjo una carta de Roma, De un Don Diego Cortesano,

Que con ella las dirije À Palencia, á un Licenciado Su pariente, cuyo nombre No le hay en el calendario.

La gran dilacion que ha habido En dar Pastor al rebaño, Ha sido la causa, dice, De tardar las bulas tanto.

Agora van por Florencia, Con dilijencia y recato; Las que se han de hacer en esto Dije por el ordinario.

Y otras patrañas contaba La cartilla á lo romano, Que al natural parecia Escrita una tarde en bancos.

Para cubrir este pliego, Y á Palencia encaminarlo, Finjo para tí otra carta Florentina, de un mi hermano,

En que te dice: «Señor, Las mercedes y regalos Que á mis hermanos haceis, Me animan á suplicaros.

"Un gran mi amigo de Roma, Nuevamente prebendado, Me pide que le encamine Con brevedad un despacho.

«En la dilijencia sola, Ó el descuido de guiarlo, Consiste, á lo que me escribe, El buen suceso ó el malo.

«Del Doctor no tengo nuevas Si vuelve á Segovia ó cuando, Y en esta duda el negocio No es razon aventurarlo.

«Suplícoos que al mesmo punto Que esta llegue á vuestra mano, Hagais un propio á Palencia, Que parta, y llegue volando.

"Que lo que el propio y el porte Hubieren hecho de daño, Pagará el dicho Doctor, A quien le escribo y encargo.

"Y más le pido, que parta Con vos, por este trabajo, De unos guantes de polvillos Y *Agnus*, que le he enviado.

"Acudid con brevedad, Porque es liberal en darlos, Y si os descuidais un poco, Podrá ser que os deje en blanco.

«Avisadme si de acá
Os puedo servir en algo,
Y á Dios, señor: de Florencia
Y Diciembre veinte y cuatro."
Esto dijo el florentin,

Y por sus pasos contados Llegó á tus manos el pliego Un dia triste y aciago.

Pagaste el porte por onzas, Como curial redomado, Que pesó quince reales, Sin que faltase un ochavo. Abriste tu negra carta Con muestras de sobresalto, Mas luego en su cumplimiento Comenzaste á hacer milagros.

Los polvillos de los guantes, Canónigo, te cegaron, Y fueron goloso cebo Para cojerte en el lazo.

Buscaste al punto un peon, Que partiese como un rayo Con las bulas á Palencia, Por cuatro piezas de á cuatro.

Él tomó sus alpargates, Sus alforjas y su dardo, Y en dos carreras traspuso La puente de los Malatos.

Y por no estar de vacío, Ni perder tiempo entretanto, De la carta florentina Seguiste el consejo sano.

Dándome en la tuya parte Del negocio, y protestando Que estaban ya, por mi cuenta, Los treinta y uno gastados. Haciendo para los guantes Gran prevencion antemano, Porque no se repartiesen Sin subsidio y escusado.

Llegó á Palencia el peon, Hecho quinientos pedazos, Y ántes de entrar en posada, Ni remojarse los labios,

Anduvo de puerta en puerta Con sus bulas hecho un trasgo, Por Nuñez de Rebolledo Á la gente preguntando,

No dejó plaza ni iglesia, Parroquia, calle ni barrio; Y en ninguna parte pudo Sacar tal hombre de rastro,

Hasta que un amigo tuyo, Que vino á entender el caso. Mandó que lo pregonasen, Por salir de este cuidado.

Y aun pienso que prometian En los pregones hallazgo, Á la persona que diese Noticia de este Fulano.

Lo que de aquí resultó Fué echar á mal cuatro cuartos, Como un virote tras otro, Cuando se pierden entrambos.

Y volverse haciendo cruces El propio desventurado, Con su despacho en el seno, Que sirvió de desengaño.

Esta es la letra del texto, Desde el principio hasta el cabo, En la cual pido perdon, Si he dado cinco de largo.

Que es para lo que se sigue El caso tan necesario, Como para el contrapunto Los breves del canto-llano.

Y si fué buen plato el ante, Y el pos no saliere malo, Importa poco que el medio, Sea nada entre dos platos.

Por vida de quien, me diga, Agora que estoy despacio, ¿Qué tan buen pecho le hizo Aquel jarabe violado? ¿Corrióse? ¿Estuvo mohino? ¿Atrevióse á publicarlo? ¿Ó llevóle alegremente Por parecer de palacio.

Una cosa le aseguro, No me dé por ello hornazo, Que, para como pudiera, Ha salido bien barato.

Porque tuve casi en jerga Una burla del diablo, Que fuera poco costarle El medio canonicato.

No quisiera decir más, Porque entiendo que le canso, Pero ofrécense conceptos, Que es lástima cercenallos.

Y aquel agua de la bota No sé si fué del Parnaso, Que de solo haberla visto Estoy hecho un papagallo.

Lo que yo sabré decir, Es que no era agua de Mayo, Pues vino sin desearla, Ni haber pasado San Márcos.

Agua de ánjeles tampoco, Si no fué de ánjeles malos, Á quienes con harta rabia Mil veces la encomendamos. Parecióme de azahar, Por tener azares tantos, Que hicieran más agua de ellos Que de un corral de naranjos.

Aunque lo más cierto es, Que debió de ser del palo Que suda vuesa merced, De sólo habérmela dado.

Pero sea lo que fuere, Nunca por eso riñamos, Que ella vino como el vino, En su bota y á caballo.

Ella hizo su figura Lo vivo representando, Como cuero en las ofrendas De entierros y cabo de años.

Ó como estátua vestida Que sacan al cadahalso, Por muerte del delincuente, Á sentenciarle en el Auto.

Ó como espantajo puesto
Al toro furioso y bravo,
Que le acomete por vivo,
Y despues es todo andrajos.
Ella fué bota de anillo,

Dama, que estando de parto, Se vió que era hidropesía La sospecha del preñado.

Fué cofre de los del Cid, Que con el peso engañaron, Y se convirtió el tesoro En arena y en guijarros.

Fué hipócrita engaña mundo, Doblon dorado de estaño, Fruta por defuera hermosa, Con el corazon dañado.

Fué vaina que un tiempo tuvo Su hoja del toledano, Que rebanara dos hombres Con un razonable brazo.

Y dándola á acicalar Su dueño, se la trocaron Por una de hierro viejo, Que no vale dos cornados.

No lo echó de ver entónces, Hasta que poniendo mano, Se quedó en una pendencia Corrido y escarmentado.

En fin, le vino á mi vino Su San Martin sin pensarlo, Fué nacido en San Martin,

Y en San Martin encerrado.

El agua pudiera él dar Á quien mas le hiciera al caso, Y no ser tan franco de ella Conmigo, que no la gasto.

Que yo no soy su galan, Ni le pretendo ni canto: Socorred con agua al fuego, Ojos, apriesa llorando.

No soy el rico avariento, Que diera cien mil ducados Por solo una gota de ella Cuando se estaba abrasando.

Ni soy de los que en la armada Surcaban el Occéano La vuelta de Ingalaterra, Que dieron sus mayorazgos.

Pero vuelvo al punto, y digo, Que las bulas del Romano Fueron burlas, y no bulas, Que está corrupto el vocablo.

Porque el pergamino de ellas Se traduce en el hebráico, Paga vino, hoc est, industria Con que del vino pagarnos.

Los cordeles fueron cuerdas
Para solo darle *trato*,
Los plomos sombra y figura
De lo que le habrá pesado.

La carta falsa, engañosa, Carta de más, que en entrando, Aunque estaba de ganancia, Le hizo perder muchos tantos.

El hacerle despachar El peon tan de rebato, Fué darle *mate peon* Á dos lances sin reparo.

Los pregones de Palencia, Fueron un cierto presajio De que ha de sonar la burla Desde el oriente al ocaso.

Por eso nadie se aflija, Buen pecho, corazon ancho, Que este es consejo de amigo, Y no le está mal tomarlo.

Si se corre, será hacer Necedad de cal y canto, Mejor es de lo vertido Procurar de cojer algo. Puede dar las dichas bulas Al ama cuando esté hilando, Para un par de rocaderos, Que serán harto bizarros.

Y repartir los cordeles Entre los niños del barrio, Para jugar la peonza Estas Pasquas en el patio.

De los plomos puede hacer Un presente á su cuñado, Para que, si fuere á caza, Tenga perdigones hartos.

Los guantes, si por ventura Los tenia ya mandados, En un nuevo codicilo Los revoque ante escribano.

Y otra vez no se apresure Á hacer mandas y legados, Que de esta suerte le pasen Los gavilanazos mansos.

Y sepa que los polvillos Parte se llevó un solano, Y partes se convirtieron, Con estas aguas, en barro.

Lleve la falta en paciencia,

Que no será gran pecado. En tiempo de Jubileo, Andar un poco descalzo.

Que yo de industria tambien Ha gran tiempo que le aguardo, Por cantar burla *de-bota* En tiempo devoto y santo.

Y con esto y su licencia, Señor canónigo, acabo, Pues cuanto al libro del Duelo Ya queda mi honor á salvo.

Espero una carta suya, Cuajada de besa-manos, En que muestre cuan contento Está de mi desagravio.

Suplícole me la escriba Para el Domingo de Ramos, Porque con esto quedemos Él contento, y yo pagado. ROMANCE TRENÉTICO QUE HIZO ESTANDO ENFERMO EN ROMA.

Con reliquias todavia
De un frenesí de modorra,
Que me puso en la otra vida,
Téngame Dios en su gloria.
Flaco y tendido en el lecho,
Melancólica persona,
Tan menguado de juicio,
Como lo dirá la historia.
Pues cuando mas pretendia
De vacantes españolas,
Sin pretender ignorancia,
Se me dió en forma graciosa.

En un cerrado jardin, De los lucidos de Roma, Que en secreto se rejistra Por un cristal de mi alcoba.

Vi, en un rosal encarnado, Abierta una rosa sola, Que sola contiene y cifra Lo más hermoso de todas. El vaso dorado y blanco, Á trechos como de alcorza, De cuyo encañado penden Tremolantes banderolas.

Artillado galeon Parece, que viento en popa Á embestir mi frájil barca Viene asestando la proa.

Mostróse naturaleza Tan pródiga y mani-rota Con esta flor, que me temo No quede á pedir limosna.

Pues ya en la ocasion que el alba. Risueña de rico aljofar, Su bello nácar rocía, Toda retórica es corta.

Acertó á estar inclinada Al cristal su faz hermosa, Que inclinaciones es justo Se atiendan y correspondan.

Llevóme tanto los ojos, Que me tuvo algunas horas Absorto el objeto bello, Que á mármoles enamora.

Decidlo, estátuas valientes, Que al jardin haceis corona. Si humanó tal vez su vista Esas entrañas de roca.

Que á mí ver tal aire y vida, Su hechizo dulce los obra, Más que la fuerza del arte De vuestro insigne *Bolonia*.

Recostada mi cabeza, Que para todo me importa, A espaldas vueltas gozaba Mi flor á pedir de boca.

Y avariento en sumo grado
Del tiempo, preciosa joya,
Cerré la puerta á visitas.
Que á veces gustos estorban.
¿Eres astro celestial,
Le preguntaba á mis solas,
Que fuego amoroso influyes,
Almas libres aprisionas?
¿Ó bella ninfa cruel,
Á quien deidad poderosa
Le dió esa cárcel perpétua
Para escarmiento de otras?
Si á fulminar mi sentencia

<sup>(\*)</sup> Insigne estatuario de Florencia.

Vienes en ajena forma, ¡Cómo un proceso de muerte Se encierra en tan breves hojas!

De estas han de ser, decia Con voz tan afectuosa, Que enjendraran compasion En los tigres y en las onzas.

Cuando recataba el velo De la noche tenebrosa La faz del mundo, yo triste Lloraba euvuelto en las sombras.

Y al punto que al horizonse Asomaba la carroza Del rubio planeta ardiente, Me volvia á mi atahona.

Gastóme ciertas semanas La fábrica de esta obra, Efectos de malos cascos, Que tarde ó nunca se adoban:

Hasta que un infausto dia, No me lo acuerdes, memoria, Violenta mano á un postigo Torció una llave de loba.

Y juntamente á la prensa. Que deshace entre dos losas Mi corazon, los husillos Con fuerza invisible y sorda.

Fué el propio señor, sin duda. Dueño de la rosa propia, El que la cultiva y riega, El que la pule y la adorna.

Y cuando más sin recelo, Con ánsias más amorosas Le daba yo por los ojos El alma abrasada y loca.

Hizo violencia el cruel Al pezon tierno y cortóla. Que al sentido del olfato Le fué agradable lisonja.

Y despues de bien cebado En su fragancia olorosa, Ya la besa, ya la mira, Ya se la lleva en la boca.

Entrósela tierra adentro, Tan gustoso y tan de boda, Cual yo me quedé en tinieblas Cadáver de ánima sola.

¡Justicia, cielos! decia: ¡Aquí de Dios, que me roban El alma y vida en poblado! :No hay cristianos que me oigan? ¿Adónde están, Sisto quinto, Tus órdenes rigorosas? Oh formidable Tiara, Del gran Pedro subcesora! ¿Dónde está tu faz tremenda, Tus garrotes y tus horcas, Que con la sombra del miedo Enfrenas la tierra toda? Hay forajido en Campaña, Tan guarnido de pistolas, Oue aun en las mudas tinieblas Ose ofender á una mosca? ¿Qué es del severo decreto, Que á nadie jamás perdona? Para mí vino á faltar Lo que para todos sobra.

Esto dije, y un terrible Desmayo sentí á deshora, Que á durar seis credos más Doblaran en mi parroquia.

Un sirviente, que al reclamo Diz que acudió por la posta, Vertió en mi pálida frente Una olorosa redoma. Quedé pasado por agua, Dolor de una verde colcha, Bien fresco y ocasionado, Á que la muerte me sorba.

Conocióse poco á poco Tranquilidad en las ondas, Abrí mis culpados ojos, Que ya tan sin fruto lloran;

Cobré mi aliento, y rumiando Una alcorcilla de boca, Caí de puro cansado, Dormido como una mona.

En fin, un curial amigo, De los discretos de Roma, Que el caso supo otro dia Con sus circunstancias todas.

Despues de bien celebrados Con risa y gracia no poca, Los puntos sobre que echaba Su contrapunto y su glosa.

Me dió recetas de sueño, Capones y pollas roncas, Tierna vitela mongana, Y fino greco de Soma.

Y que recate los labios

De las aguas de Helicona, Que á más robustos caletres Desvanecen y trastornan.

Y creyendo cuanto cree La Santa Iglesia de Roma, Viva una vida animal, Que sin discursos engorda.

Y que en la negra vidriera Clave doblada una alfombra, Que quien mal guarda la vista, Lleva arrastrando la soga.

Túvele tal obediencia, Que mal año para monja, Que en cumplimiento del voto Se resigna en su priora.

Fuíme hallando razonable, Y continuando estas drogas, Me volvió Dios mi juicio, Por su gran misericordia.

Tornó el amigo á buscarme. Y viendo cuan bien se logran Sus celestiales recetas, Me dijo en breve parola: "Si bien hizo falta el seso, No es perdida la pelota, Sus moralidades tiene, Sus desengaños asoma.

«Locura es que pone al uso Parábola provechosa, Escarmiento de ignorantes, Que de ajeno se enamoran.

## LETRA BURLESCA.

Yo sé un idiota Letrado, Que diera buen parecer, Con sólo dar su mujer, Porque le tiene estremado.

Y yo sé quien por tomalla Por bueno el suyo tuviera, Que si la diera, le diera, Y no le dá, por no dalla. Bien haya tal abogado,

Bien haya tal abogado, Que no ha menester saber, Pues que dá, en dar su mujer, Un parecer acertado.

Aunque Letrado novel, El parecer le codicio, Que si no vale en juicio, Á lo menos saca de él. Desvélese el más pintados.

Que para mi menester,

Yo me arrimo al parecer

De la mujer del Letrado.

Este es el que me conviene.

Y su racion la señalo,

Que mal podrá darle malo

La que tan bueno le tiene.

Y quien hubiere llegado

En su pleito á merecer

Tomar tan buen parecer,

Dé el negocio por ganado.

Itinerario escrito de Búrgos á Cristobal Perez, ministril de Segovia.

Salí, Señor, de Segovia
Despues de misa cantada,
Que se dijo en la Merced,
Enfrente de mi posada.
Celebrábase aquel dia
La vocacion de la Santa,
Que con pequeño caudal
Hizo la brava ganancia,
Dando los ojos á censo

Por poder con los del alma. Gozar la luz verdadera En la bienaventuranza. À los trece de Diciembre, Cuando las noches más largas, Descanso, alivio y reposo De la gente trabajada, Van cediendo su derecho Á la luz serena y clara. (\*) Cuando las viejas ronosas, Entorno al fuego sentadas, Con husos, ruecas y jarros, Despues de asadas castañas, Por aquellos doce dias Que siguen hasta la Pascua, (\*\*) Coteian los doce meses Del año nuevo que aguardan. El caballero del Febo (\*\*\*) Me acompañó desde casa Por toda la cuesta arriba Que llega á Zamarramala;

<sup>(\*)</sup> Acorta la noche.

<sup>(\*\*)</sup> Estas llaman las Cabanuelas.

<sup>(\*\*\*)</sup> Hizo buen sol.

Donde el buen conde de Niebla (\*)
Topé, que entónces llegaba.
Ofrecióme compañía,
Y fué forzoso aceptarla;
Vistiónos de su librea,
Más por fuerza que de gana.
Eran los machos carrillos
Cubiertos de blanca escarcha,
Y las guarniciones de ellos
De rica taujía labradas.

Eran los capotes rucios, Con pasa-manos de plata, Arjentados los vigotes, Las barbas aljofaradas:

Y mi sombrero tudesco, Que parece perro de aguas.

De esta manera seguimos Lo más de nuestra jornada, Sin salir de un paralelo, Debajo la zona helada.

Segun escriben y afirman Los que conocen el mapa; Que si Segovia es muy fria,

<sup>(\*\*)</sup> Cayó gran niebla.

Búrgos no le debe nada.

La mulilla que me diste, Por llana, fiel y abonada, Asegurándome mucho,

Entre otros dones y gracias, Que pudiera andar en ella

Cualquier Príncipe de España, Llevando sin derramarse Una taza llena de agua;

Como es músico su dueño, Sigue el arte de su casa, Y en tirándole del freno Hace pasos de garganta.

En viendo algun paso malo, Cuatro compases aguarda; Debe ser corta de vista, Ó está la solfa borrada,

Ó por su poca destreza
Todo se le antojan pausas:
Sospecho que es contra-bajo,
Pues que con trabajo anda.

El metal no es de los buenos, Y ménos es entonada, Ni tiene de que entonarse, Que es chiquilla y mal tallada.

Si en la espuela hay proporcion Ella á compasillo canta, Dígolo porque otra vez No fieis de mulas nada. Pues de esta mercadería Sacastes tan ruin ganancia, Mejor es tratar en potros, Que en criallos teneis gracia. (\*) Y allá los habreis baratos, Más que en Córdoba la llana, Una cosa os aconsejo, Que sean de buena raza. Oue ya que os perdais en ellos, Quedeis con eterna fama; Hacedles abrir con fuego Al diestro lado la marca, Buscad mozo de caballos, Que los limpie y dé cebada, Y se desvele en curallos, Porque de ellos bien se salga. Siguiendo, pues, mi camino, Al bajar de una montaña,

Entré en la ciudad en ella

<sup>(\*)</sup> Tenia achaques de mozo.

El Mártes á las tres dadas.

Este es un lugar, señor,

Donde gran punto se guarda,

Do gastan en un banquete

Más que el Gran Cairo en alhajas.

Do el puto del aire cierzo Es soplador de ventaja; Donde por el mes de Octubre Echa la noche su capa;

Y hasta la Pascua de flores No ofrece rastro del alba: Do las damas son hermosas, Discretas como gallardas,

Y los galanes bizarros, Que saben bien festejarlas. Donde se usan cumplimientos Más que en toda nuestra España.

Donde siendo amanecido,

Al rededor de la cama, Se halla un hombre cercado De veinte pajes de lanza,

Á saber como ha dormido Aquella noche pasada, Si le hizo mal la cena De cas de doña Fulana; Y otras cosas á este tono, Que casi por ley se guardan. Do las *Cuevas* y *Hospitales*, (\*) Receptáculo y morada

De gente pobre y enferma De fieras brutas y bravas, Son ricos palacios réjios Hechos de labor mosáica.

Á donde á quien dan audiencia Es persona de importancia, Como se acostumbra y usa Allá en la córte romana.

Oyes, señor, aquel dia, Que por su divina gracia, Me recibió el Rey del Cielo Por ministro de su casa,

No cabe de regocijo
Con tanta merced el alma,
Y la libertad del mundo
Dá por muy bien renunciada.
No me ofrescais por mujer
De hoy más la casta Diana,
Á Elena, Dido, Lucrecia,

<sup>(\*)</sup> Dos damas de estos nombres.

À Faustina, ni á Cleopatra.

Ni la más hermosa de ellas,
Que ya la sentencia es dada:
Dije de Pontifical
Una Epístola cantada.

Que fué la que escribió Pablo
Á la gente de Thesalia.
Vestido de arriba abajo
De raso y tela de plata,

Dijo el Señor Arzobispo La misa, y siendo acabada, Me convidó de su boca Á que comiese en su casa.

Donde se dió una comida Discreta y bien regalada. Yo, si Dios fuere servido, Partiré de aquí mañana,

Por llegar, si ser pudiere, Á las vísperas de Pascua, Y no digo á la calenda, Porque parece arrogancia.

Á las obras me remito, Que darán muestra bien clara: No me mueven á codicia Las velas de cera blanca, Ni aquellos treinta reales Pagados en oro y plata. (\*) Ni el hacer mi residencia, Aunque sé que comenzada

Víspera de Navidad Puedo tenerla acabada La mañana de San Juan, Al tiempo que alboreaba.

Otras cosas lleva el moro, Que mayor pena le daban. No contentos temporales, Sino regalos del alma;

Que en la dulce compostura De la música se hallan, De la cual gozar espero, Que ya sospecho me aguarda El gran maestro Vivanco Con una rica ensalada, Que aderezada y compuesta Tendrá á la usanza de Italia,

Do no falte yerba-buena, Chicoria, flor de borraja, Camuesa dulce, lechuga,

<sup>(\*)</sup> Por la asistencia á maitines.

Y sus granos de granada, Con diacitron v grajea Y pimpollos de albahaca, Y otras flores olorosas Al gusto dulces y gratas, Que por entrar á la parte Diera Medina la capa, (\*) Con ser en el instrumento El que más hoy se aventaja. Pues ¿qué no diera Malvenda, (\*\*) Con ser la prima de España, Por quien de Amphion y Orfeo Mueren de envidia las almas? Mas ellos hayan paciencia, Y vos tened esperanza, Aguardándome que un brindis Os haga con la ensalada.

ITINERARIO SEGUNDO AL DICHO CRISTÓBAL PEREZ.

Pensé salir de Segovia
El lunes despues de misa,
Que fué la Cruz de Setiembre
Y por ventura la mia.

<sup>(\*)</sup> Corneta del Rey. (\*\*) Abad y canónigo de Búrgos.

Segun los grandes desastres, Infortunios y desdichas, Que dieron en perseguirme Al tiempo de la partida.

Cuando pensé estar á punto, Sin que me faltase hebilla, El alma con Dios de acuerdo Y de sus yerros contrita,

Que esta es la piedra angular En que el edificio estriba, Y al lado tambien un mozo, Y las mulas prevenidas;

Empanada mi ternera, Muerto mi par de gallinas, Y mi botilla cebada Con pólvora de Medina;

Que por pequeña que sea La carga, si es de la fina, Hace en un punto el efecto, Abrasa, atruena y derriba;

El frasquillo de Venecia, El pedernal de Galicia, Dado á vista de oficiales Por el mejor de la mina. Y todo fué menester, Porque andaban en cuadrilla Ladrones de *nieva* y *niebla*, De la *ventosa* y de *frias*. (\*) Hecho más un envoltorio

De otras cien mil niñerías, Mermelada, confitura.

Bizcotelas y Alcorcillas.

Suplicando al buen Arroyo, Que madrugue ántes del dia, Y que en la Misericordia Se reconcilie y se vista,

Amanece el negro lúnes, Sale el sol, tañe la prima, Ni hallé mulas ni mozo, Ni al hombre que las alquila.

Quiébranme unos la palabra,
Otros me niegan la firma,
Estaba el pobre soldado,
Que era de verle mancilla.
Perdida ya la paciencia,
Y la esperanza perdida,

Dan las dose, dá la una, Dan las dos, y no venian.

<sup>(\*)</sup> Inclemencias del tiempo.

Hasta que al fin dió las tres. Y á las tres fué la venida: Cuando llegamos á Roa Una noche oscura y fria. Fué pasando la palabra Oue se han helado las viñas, El llanto de las matronas Hasta los cielos subia; Todo lo miraba Nero Y él de nada se dolia, De un mortero se le acuerda, Que dejó en la bodeguilla, De piedra blanca esponjada, Oue al agua sorbe y destila, Y tiene determinado Usarla por medicina, Cuando todo llueva turbio,

Y no quede vino á vida.

De Búrgos ya os tengo dicho,

Que si un amigo os convida,

Se junta un millon de damas,

Que todo lo regocijan:

Cual os dá el mejor lugar,

Cual os acerca su silla;

Cual os dice mil donaires,

Cual os regala y os brinda, Cual os hace la razon, Que no es poca maravilla, Segun'al paso que el mundo En estas cosas camina: Cual, en alzando la tabla, Os dice en son de caricias, Requiebros corriendo sangre, Y no por falta de tinta. Y al fin se lo agradeceis, Aunque lo adule y lo finja. Por ir con esta lectura. En el mundo tan sabida, Que son contadas las damas, Que hay de Venecia á las Indias, Que no borden sus conceptos Con recamos de malicia, Y para más cumplimiento, No sobrepongan encima Canutillos de lisonja, Muy más falsos que de alquimia; Y cuando mayor llaneza Os parece que platican, Dejan su derecho á salvo

Para veinte Bernardinas.

Dorando con tres verdades Dos docenas de mentiras;

Y protestando secreto, Que no por eso sean vistas, Contravenir á las leyes De nobleza é hidalguía.

¿No notais, ya que ha salido El triunfo de estas benditas, Cuan estragado está el mundo? Pues vemos agora niñas,

Que en aquel tiempo dorado No supieran la cartilla, Que leen, escriben y cuentan, Y suman y aun multiplican;

Otras que saben el arte, Y aunque por él no declinan, Del género entienden más Que el Antonio de Nebrija:

Todo esto, guardando el rostro Á las damas de alta guisa, Contra quien pierden los filos Las tijeras de la envidia.

Ya sé que en sede vacante Teneis vara de justicia, Y seguis la que os parece Corredora de obra prima;

Y sin más informacion Le dais cédula de vida, En viéndola, fea discreta, Y de treinta años arriba:

Y sacais los sacerdotes Delincuentes, por la pinta; Mil años goceis, señor, La ganancia de estas Indias,

Que de ella sola la causa Es quien me aflije y lastima; Pues de la ribera umbrosa, Llena de aguas cristalinas,

El pasto con que el ganado lba medrando y crecia, Destruyó con su guadaña La segadora precisa.

Bien pudiera escribir esta
En sonora dulce rima,
Por tener fresco el estilo
De don Alonso de Ercilla,
Con quien estuve parlando
En casa no hay muchos dias,
Y sé que de su \*CAraucana\*,
Que al mundo espanta y admira,

Ya casi el tercio postrero Se acaba, y es cosa rica; Á recibirme salíd Con corneta y chirimía, Que víspera de los Santos Llegaré con mi familia, Y en tanto hacedme decir Dos misas en la Fuensisla.

#### ITINERARIO Á CIERTO CABALLERO.

Ya he dado á vuestra merced En mis cartas larga cuenta, De todo lo sucedido En esta pequeña ausencia.

Y ha sido en prosa corriente, Por no meterme á poeta, Medroso de sus conceptos, Facilidad y presteza.

Ya sabe como partí Sábado á las cinco y media, El dia famoso y santo Consagrado al gran Profeta; Cuando los bizarros moros Juegan cañas en la vega; Y las granadinas damas Suben á la Alhambra á vellas;

Cuando con ardientes rayos Apolo su furia muestra, Y á los pobres caminantes Aflije y desasosiega.

Cuando en todo el ancho mundo Se regocijan y alegran, Y en los lugares pequeños Enraman templos y puertas.

Y cuando á los inquilinos El triste plazo les llega De pagar los alquileres, Y pasarse á casas nuevas.

Cuando las mozas acaban El año y hacen la cuenta, Y desengañado un amo, Buscan otro que las crea.

Y cuando entre enamorados La más reñida pendencia, Es paz para todo el año, Segun refran de las viejas. Cuando ese lugar se abrasa

Con el fervor de la feria,

Y de la gente infinita

Que en él no cabe y rebienta-

Cuando de toda Castilla Grandes tesoros se emplean En los lucidos rebaños De las vacas estremeñas.

Y de darles verde pasto Sólo un dia en su dehesa, Hay caballero que toca Cuatrocientos mil de renta.

Ansí que entónces partí, Con la tarde no muy fresca, Resuelto de caminar Solamente cinco leguas,

Al tiempo que recitaba Velazquez una comedia, En el hospital famoso Que rije Gaspar de Herrera,

Á donde habia concurrido Mucha gente forastera, Por ser buenos oficiales Y la maraña rebuena.

No cuento aquí el aparato De pollos y de ternera, Y otras cien mil golosinas Para la jornada puesta.

Ni una reverenda alforja, Con sus botazas y espuelas, Que suelen las empanadas Ser espuelas para ellas.

Eran picantes y agudas, Y las *botas* (\*) de obra gruesa, Que acá llegaron holgadas, Aunque allá venian estrechas.

Y con venir con sus hormas No sirvieron en las piernas, Ántes las ví yo con humos De subirse á la cabeza.

Ni ménos cuanto al fastidio Que se pasó en hallar bestias, Que para tenerle basta Haber de tratar con ellas.

Ni en buscar un molinero, Que á todo el mundo moliera, Segun para darle alcance Se gastaron estafetas.

Al fin vino, y fué cargando Mis baules y maletas,

<sup>(\*)</sup> De vino.

Y llegamos por jornadas Á la señora mi tierra: Halléla regocijada Esperando mi presencia, Estéril algo de fruta, Aunque abundante de pesca; Donde llueve Jesucristo Tantas frutas y tan buenas, Que eso se cena y se come, Eso se almuerza y merienda.

Y la noche que llegué, Á no ayunar una fiesta, Pudiera dar Santiago En más de ciento y cuarenta.

Lo que por acá hay de nuevo Todo es armas, todo es guerra; Aquí resuenan las cajas, Allí tremolan banderas;

Aquí relinchan caballos,
Allí retienen trompetas;
Aquí cargan arcabuces,
Allí los aires atruenan;
Aquí gritan los vecinos,

Aquí gritan los vecinos, Allí van dando la muestra, Aquí marchan á los puertos, Altí embarcan y navegan;

Que este inglés de los diablos

Por mil partes nos inquieta,

Como cosario nos roba,

Como enemigo nos cerca.

Ni basta la brava caza
Que le dieron las galeras,
Echándole mil á fondo
Por pasto de las sirenas;
Ni ver el hambre mortal,
Y rabiosa pestilencia
Que ha venido por su armada,
Para hacerle que nos tema;

Confúndale quien le dió, Por nuestros pecados, fuerzas; Que lo de acá todo es aire, Si de allá no se remedia.

Yo dilato algunos dias Mi rezada misa nueva, Esperando cada hora Tener cartas de Florencia,

Y saber si es embarcado Mi hermano en ciertas galeras, Que vienen á Portugal Á llevar una Marquesa. Acá se madruga poco, Y tardecillo se acuesta, Entretiénese la noche En tañer una vigüela,

Cántase á ratos Elicio Ausente de Galatea, Ó el bravo Romance nuevo, Que de los vocablos juega;

Y otros tonos apacibles De música con mis letras, Que acá de puertas adentro Agradan, malas ó buenas.

No dice vuesa merced En qué se pasa la siesta, Si se duerme de ventaja, Si se parla ó si se juega.

Si nuestro competidor Se le desquita ó se venga; Cuál gruñe mas de los dos, Y echa mayores traviesas.

Razon será que me avise De todo lo que se sepa; Contentos estarán ya Con ver sin honra mi perra, Haciéndomela entre manos Á mi pesar deshonesta; Á lo ménos en mi casa Jamás hizo cosa fea; Mas no hay pureza que dure Á una yuelta de cabeza.

# Cuartillas. (\*)

Jugador sois de ventaja,
Bajon y corneta junto,
Pues dais, en viendo mal punto.
Con la vara en la baraja.
¡Qué mal que la habeis tratado
El tiempo que la gozastes,
Pues tan flaca la dejastes,
Que en fin la echaron al Prado!
Moysés para el pueblo amigo
Con la vara agua sacó,
Mas con vos aún no igualó.
Pues sacais con ella trigo.
Vara que pudo sacar

<sup>(\*)</sup> Un ministril de Segovia, teniendo la vara de alguacil de la audiencia del Obispo de aquella ciudad, se la quitó y dió á otra persona, que se llamaba Prado, y á este tiempo S. Sría. le hizo gracia de cierta cantidad de trigo; y á este propósito dijo estas cuartillas.

Cuanto su dueño codicia, Ya no es vara de justicia, Sino vara de pescar.

Uso tan nuevo y estraño ¿Quién jamás lo imajinara, Que se dé el trigo por vara. Como la raja y el paño?

Los clérigos ciudadanos Temen bravísimamente,
No se les vuelva serpiente Salida de vuestras manos.

La glosa que sigue es del Doctor Salinas, y el testo ajeno.

> «No hay bien que el mal no le selle, «Que de su cosecha es tal, «Que en siendo bien, tiene un mal, «Que es el temor de perdelle.»

# GLOSA.

El más infelice estado, Y con más razon temido, Es el placer ya gozado, Por ser como condenado En revista por perdido: Segun esto el amador Que se cansa por habelle, Ni le aflije el no tenelle, Si sabe que aun en amor No hay bien que el mal no le selle.

Es subsidio no escusado, Pecho, alcabala y tributo, Que paga el bien alcanzado Al mal, por fuerza ó de grado, Como á Señor absoluto:

Y esta costumbre que tiene El bien, de parar en mal, No es en él accidental, Ni de prestado le viene, Que de su cosecha es tal.

Si en el temor ó esperanza
Está la pena ó contento,
Mejor parece el tormento,
Pues de él se espera bonanza,
Y del bien males sin cuento;
Mas ambos son de un metal,
Y no están del mal ajenos;
En el mal, ya es natural,
Pues el bien no paga ménos,
Que en siendo bien, tiene un mal.

Y el mal que en el mal se ofrece, Como es costumbre pasalle, No es tanto, aunque se padece. Pero en el bien, desvanece, Por venir sin esperalle:

Y es imposible tenelle, Sin que algun mal le atropelle, Porque cuando otro no venga, Uno es forzoso que tenga, Que es el miedo de perdelle.

#### Ajeno el testo.

«En tiempo de agravios «¿De qué sirven quejas? «Que, pues no hay orejas, «¡Para qué son labios?»

## GLOSA DEL DOCTOR.

La pena se amansa Propuesto el cuidado, Y el pecho agraviado Con quejas descansa, Que rompen los lábios La rabia y tormento, Y no hay sufrimiento En tiempo de agravios.

Mas tal vez se intentan Remedios aviesos, Y aienos sucesos Del triste, escarmientan; Y duras orejas, Que quejas desdeñan, Le avisan y enseñan ¿De qué sirven quejas? Por dicha valiera Mostrar los conceptos Con mudos afectos. Si ojos no hubiera; ¿Pues qué valdran quejas? ¿Y lástimas, qué? Yo, al ménos, no sé, Pues que no hay orejas. Haránse mayores

Haránse mayores Con ser resistidas, Que quejas no oidas Aumentan dolores; Saldran con agravios Los ojos de quicio, Haciendo el oficio, ¿Para qué son lábios?

Enigmas.

١.

Yo soy un fuerte soldado, Que donde hay mayor aprieto, Me señalo, y acometo Á lo que está mas cerrado: Y con tener por molestas Las armas cuantos las traen No vereis que se me caen Jamás las armas de acuestas.

El sello.

11.

Yo soy hombre, con perdon, Si acaso el serlo es afrenta, Mi apellido es más de cuenta Que el de Guzman y Giron: Sé volar en la maroma, Sin miedo, desde pequeña,
Y aunque me veis aguileña,
Harto más tengo de Roma;
A ratos me bamboleo,
A ratos estoy en calma,
Y suelo sacar el alma
A quien más bien acarreo:
Tengo gracias infinitas,
Y esto digo en confesion:
Mas aunque infinitas son,
Presto pueden ser escritas.

LA CUENTA DE PERDONES.

#### III.

Nací sin piés y sin manos,
Y en cas de una hermana estoy,
Por ser chiquito, que soy
El menor de mis hermanos:
En cárcel me tienen preso,
Y cuando escapo de allí,
Para servirse de mí,
Me suelen tener en peso;
Con mi muda gerigonza
Mil verdades he afirmado,

Y soy, con ser bien pesado, Más lijero que una onza.

EL ADARME.

#### IV.

Yo, si no me acuerdo mal, Nací en el medio silencio, En que no me diferencio De Dios niño en el portal;

Y aunque no he peinado canas, El Cura en San Salvador Verá que soy la mayor Entre muchas mis hermanas;

Y porque un lento veneno Debilitándome vá, Y gran milagro será Salir viva del seteno;

Viéndome con mil errores, Entre mis tinieblas ciega, Si la luz de Dios no llega Con sus claros resplandores.

Quiero confesarme aquí, Y para más confusion, Diré la falsa opinion Y voz que corre de mí; Que ora por mis estaciones, Devotas al parecer, Ora por verme tener Tan á raya mis pasiones;

O por otras obras dignas De admitirse por descuentos, Frecuencia de sacramentos, Ayunos y disciplinas;

Ora porque en mí se encierra. Segun la fé que nos guiá, La inmensa sabiduría Del Criador de cielo y tierra:

O porque con brazo fuerte Y músicas soberanas Se repican las campanas En la hora de mi muerte.

Ora porque en esto vea, Que mi obligacion es tanta, El mundo me llama *Santa*, Plegue á Dios que yo lo sea.

Que ya era tiempo de entrar En vida de más concierto, Quien tantas veces ha muerto Y vuelto á resucitar. Digo, pues, la culpa mia, No piensen que lo rehuso, Y de libertad me acuso Con capa de hipocresia;

Y de que á mi devocion Más de cuatro buenos talles, Andan azotando calles, Que es lástima y compasion.

Y más de cuatro capillas, Dolor de quien se lo fía, Me bastecen á porfía De galas y de vajillas.

Y aun bonetes muy beatos, Dios sabe en cuya virtud, Siguen con gran prontitud Mis órdenes y mandatos.

Hago, al fin como mujer, Con mis cosas tal ruido, Que de muy lejos convido A que me vengan á ver.

Y aunque jamás consentí En obra mala, en efeto, Si me pierden el respeto Es por lo que ven en mí. Mas para alivio al dolor De escesos tales y tantos, Siete hijos tengo santos, Por la bondad del Señor.

Santos que á su Dios bendicen; Y aunque la pública fama Al mayor no se lo llama, Sus insignias se lo dicen.

Madre soy en realidad De siete santos dichosa, Mas no Santa Sinforosa, Ni Santa Felicidad. (\*)

LE SEMANA SANTA.

V.

Tiéneme con mil heridas Pasada de banda á banda, Un fujitivo que anda Quitando capas y vidas.

Y ha sido de tanto daño, En poblado y en desiertos, Que tiene más hombres muertos Que dias hay en el año.

<sup>(\*)</sup> Cada una de estas dos Santas tuvo siete hijos.

No hay tan poderosa vara, Ni ministro tan de prueba, Que de mil leguas se atreva Solo á mirarle la cara.

Pues ya cuando se acompaña De una perra y un leon, Algun sin alma ladron, Que le espere en la campaña.

No ha mucho que de tropel Salieron dos compañías, Por cojerle algunos dias, Y al fin volvieron con él. Mas sirvió poco, á la fé, Pues cuando más descuidados, Trepando por los tejados, De entre manos se les fué.

Y así ninguno se nombra
Hoy tan bravo en nuestra edad,
Que se precie con verdad
De que le puso á la sombra.
Dios debe quererlo así,
Que ande suelto el homicida,
Y yo, sin culpa y herida,
Esté en prisiones aquí.
Quizás padezco estos males

Por ser clara y sín doblez,
Que no es la primera vez
Que han padecido los tales;
Y quien me vé en la ventana
Con tanto aliño y primor,
Y en la apariencia esterior
Tan lucida, alegre y sana,
Tendrá por algaravía
De este sueño la soltura,
Por lo que tiene de oscura,

LA VIDRIERA.

## VI.

Y es el sol del medio día.

# En diálogo.

Pues de diversos artes
 Sabrás tan bien de la oración las partes,
 Escolar, de la cuarta ó del dozavo,
 Agudo por el cabo.

¿En qué oracion, me digas, si te place, La persona que hace, Quien padece y el verbo, Segun que ha muchos tiempos, que lo observo, Son un mesmo supuesto? Echa injenioso el resto, Y cual Joseph en la prision oscura, Declara de mi sueño la soltura.

2.º En aprieto me pones Con tan breve trasiego de razones, Que aun *el Antonio* dudo Pudiera desatar tan ciego nudo.

Yo no descubro en qué se verifica Cosa que tanto implica, Perdon humilde pido De mi rudeza, y dóime por vencido.

1.º Si un poco más cavaras,

Quizá la vena de corrientes claras

Del Cedron afamado

Hubieras encontrado,

Y cuando ningun arte

Sirve de encaminarte,

Él te guiara con mejor acierto,

En lengua muda á LA ORACION DEL HUERTO.

# VII.

NUEVAS DE BARCELONA.

Dos hermanos arribaron En una nave á la playa, Que de tierras estranjeras Vienen á dar vista á España.

De ilustre injenioso aspecto, De clarísima prosapia, Que por blason de nobleza Traen dos lunas en las armas.

De esta espléndida familia Son los que asisten y guardan Al gran Señor en su trono De alevosas asechanzas. (\*)

Con exámen riguroso
Les dió sus grados Italia,
Y en todas las Facultades
Lo más oscuro declaran.

¡Oh tú, gran Reina Sabea, Si nuestra edad alcanzaras, Qué pruebas hicieras de ellos, Y en qué materias tan várias! Con gran acompañamiento De una muy lucida escuadra, Que eran para ver, hicieron

En Barcelona su entrada.

<sup>(\*)</sup> Los viriles donde se guarda el Santisimo Sacramento.

Han sido bien recibidos De Príncipes y Monarcas, Y el Pueblo por medio de ellos Mil imposibles alcanza.

Los antojos.

# GLOSA.

UNA SOPA, Y MIL PEDAZOS.

Por vengar una estrañeza, Finjí la ausencia de un mes, Partíme, y poco despues Mi sequedad y entereza Dieron consigo al través.

Llovióme un hermoso trecho, Y el rocin, flaco de brazos, Dió conmigo en un barbecho, Y volví á mi casa hecho Una sopa, y mil pedaços.

# COPLA AJENA.

«Si con ser firme en amaros, «Mil ojos me diera Dios, «Fuera gran bien, porque dos «Son pocos para miraros.»

## GLOSA DEL DOCTOR.

Temiendo ser mal pagada No os me mostreis desabrida, Pues ántes de pedir nada, Os dí el alma adelantada, La libertad y la vida;

Y aunque siempre de miraros Tornaré á seros deudor, Si pago con adoraros, Bien os pagaré, y mejor, Si con ser firme en amaros.

Cuando en cambio á mis enojos Miro esa púrpura y nieve, Que roban tantos despojos, Acuso al tiempo de breve Y de escasos á mis ojos;

Que ya que el enterneceros Es tan difícil en vos, Quisiera que para veros, Y llorar no mereceros, Mil ojos me diera Dios.

Ver pagada con desdens Su firmeza un amador, Sin duda es fiero dolor; Pero quererse dos bien. El mayor bien es de amor; Así que si en tiempo alguno Cual vo quisiérades vos Lo que agora es importuno Dolor, porque quiere uno, Fuera gran bien, vorque dos. Y con sentir infinito Verme en esto tan atrás, Si de vos los ojos quito, Es que al alma los remito, Que mira mejor y más: Ella sabe contemplaros

Con ojos más eficaces, Oue esotros cortos y avaros, Fuera de ser incapaces, Son pocos para miraros.

Enviando unos limoncitos ciutis en almivar, que ERAN DE LA HUERTA DEL HOSPITAL, Y LOS HABIA CON-SERVADO UNA CRIADA, PUSO EN LA CUBIERTA DEL VIDRIO ESTOS VERSOS.

> De un hospital, do nacimos, Milagros contar podremos,

Que heridos y en sal nos vimos, Y en él eso que sabemos, Con gran fervor lo aprendimos.

HACIENDO EL DOCTOR SALINAS UNA FIESTA DEL NOMBRE SANTO DE MARÍA, ENVIÓ Á PEDIR Á UNA SEÑORA LE DIESE ALGUNAS PASTILLAS DE OLOR, CON ESTAS

# CUARTILLAS.

Para quemar en las aras

De la Esposa de Joseph,

Cuyo santísimo nombre

Celebra el pueblo fiel,

Que me busque en sus gabetas,

Suplico á vuesa merced,

Cualque pastilla de nones,

Y no digo de non és.

Que hemos visto muchos justos,

Que se saben guarecer

Del diluvio del pedir

En el arca de Nó-é.

# GLOSA.

DE TU TALLE Y CARA, QUIEN.

Dormitó naturaleza, Cual suele tal vez Homero, Dejándose en el tintero Tu verdad y gentileza;

Y aunque habrá quien diga bien De tu prosa y de tu verso, No sé en el mundo universo De tu talle y cara, quien.

# CUARTILLA.

Pues me es forzoso elejir, Señora, el verte ó no verte, Si el ver y no ver es muerte, Más quiero verte, y morir.

# QUINTA.

La vida me dió un desden En un peligro mortal, Mil gracias, amor te den, Pues pusiste tanto bien En tanto mal.

Habiéndole dicho al Doctor, que una moza se habia casado con un hombre de mucha más edad, que se llamaba F. Carrillo, dijo de repente:

> Dar puede con alborozo La moza de lo amarillo, Tantas vueltas al *carrillo*, Que dé con él en el pozo.

# **DÉCIMAS**

DEL DOCTOR JUAN DE SALINAS, ADMINISTRADOR PERPÉTUO DEL HOSPITAL DE S. COS-ME Y S. DAMIAN, DE SEVILLA.

I.

Á UNA AUSENCIA DE UNA DAMA QUE PARTIÓ DE UN LUGAR.

Quedo por una partida, Que hoy en mi daño se asienta, Tan alcanzado de cuenta, Que he de pagar con la vida. Yo la doy por bien perdida, Por ser el resto escesivo, Tanto, que quedando vivo, Á satisfacer no basto, Con las lágrimas que gasto, Á las penas que recibo.

No ha mucho que pude ver Con evidentes señales, En mi voluntad iguales El debe y el ha de haber; Mas ¡ay! que habré de perder El fruto de esta victoria, Si una deuda tan notoria, Como es lo que te he querido, Se borrase con olvido Del libro de tu memoria.

Si en mis esperanzas hago La cuenta, por no perdella, Aunque otro tiempo con ella Á mi gusto hice pago, De congoja me deshago, Que ya sin tu vista amada, Que en aquella edad dorada Les daba su valor mismo, Con ceros de este guarismo, Que solos no valen nada.

H

Á UNA MONJA TOMAJONA.

Ya no más, mi Concepcion, ¿Yo Escoto y ella Tomás? ¿Yo libranzas? Ya no más, Ni ella tomar la razon; Ya no más rubio escuadron, Marchando al son de sus cajas, Ni trasegar zarandajas Por culto de sus altares, Que pues bebe de Tomares, Yo beberé de Cerrajas. (\*)

### III.

Tuvo el autor un corrimiento á un carrillo, y sangróle un barbero que se llamaba Guerra.

> Tres horas antes del dia, Tocando el fuerte á rebato, Sentí con cuanto aparato El enemigo corria;

<sup>(\*)</sup> Dos fuentes de buen agua cerca de Sevilla.

Ya en la barbacana habia
Dado valiente rociada
Á Juan Carrillo Quijada,
Cuando al gritar ¡cierra, cierra!
De entre las armas de Guerra (\*)
Tambien saqué mi lanzada.

# · IV. (\*\*)

Fuera en el aire obediente, Más á la letra, que al canto, (\*\*\*) Si como es Clemente el Santo, No fuera el tiempo inclemente; Ó si portátil corriente (\*\*\*\*) Sombra me acojiera en sí,

<sup>(\*)</sup> Nombre del barbero.

<sup>(\*\*)</sup> Del insigne y relijiosisimo convento de S. Clemente de Sevilla, que es de Relijiosas Cistercienses, instituto del melifluo Doctor y gran Patriarca S. Bernardo, fundacion Real y de las más graves de España, convidaron al Dr. Juan de Salinas, con un papel, para que se hallase á la fiesta del Santo de su vocacion, siendo como son tan grandiosas todas las que se celebran en aquella Real casa, y por la dulzura admirable de voces é instrumentos de su coro, digno de la mayor ponderacion y alabanza, y á causa de estar muy apartado del comercio y trato de la ciudad, al fin de ella, y ser el tiempo caluroso de sol, se escusó con esta Décima.

<sup>(\*\*\*)</sup> Del billete.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> La de un coche.

Por falta de ella perdí Tan dulce re, mi, fa, sol, Que no quiero sol con sol, Ni quiero mi contra mí.

# V. (\*)

Ha llegado del Oriente, Con asombro de la tierra, Pregonando fuego y guerra, Un forajido inclemente; Socorro os pide mi gente, Su gran soledad os duela, Fletad una carabela, Y si hay en vuestros reales Cincuenta soldados tales, Háganse luego á la vela.

Porque el otro batallon De los setecientos nobles, Con lucidas armas dobles,

<sup>(\*)</sup> Ofreciéronle unas piadosas señoras limosna para una vela del patio del hospital, que llegó á setecientos y cincuenta reales, y habiéndolos ya recibido en reales de á ocho y de á cuatro, por cierta equivocacion creyó, que la que habia mandado los cincuenta, no los habia dado, y estándose acabando la vela, se resolvió á pedirlos por estas dos Décimas.

Están ya de guarnicion, Y tan fuerte travazon mantienen en la batalla, Que el enemigo no halla Portillo para rompellos, Ni ya dirán que son ellos, Sino lienzos de muralla,

# VI. (\*)

Solo con tener previsto
Qué insignia de la pasion
Te cabe en la procesion
Para el entierro de Cristo,
Por mucho que me resisto
Me tiemblan ya las corazas,
Mas cruz que ninguna abrazas,
Como quien tiene mas luz,
Que las otras llevan cruz,
Pero tú, cruz y Tenazas. (\*\*)

<sup>(\*)</sup> Habiéndose casado una señora, deuda del autor, con un caballero, á quien por ser hijo de un hidalgo muy rico, aplicado y guardoso, y muy duro de bolsa, llamaban Tenazas, le envió despues del desposorio á la dicha señora esta Décima.

<sup>(\*\*)</sup> Por mal nombre.

### VII.

Á LA DIFICULTAD Y DOLORES CON QUE ESTÁ DE PARTO UN POETA MIENTRAS QUIERE, SIN MAL-PARIRLA, SACAR Á LUZ UNA DÉCIMA.

Mi silla, dice un discreto,
Que silla de parir es,
De donde baja á los piés
De la décima el conceto;
Lastímense de mi aprieto
Los que de parto me ven,
Lenguaje culto me den,
Candela de Monserrate,
Porque logre el disparate,
Y Dios me alumbre con bien.

# VIII.

Á UNA MUJER DE BUEN PELO, QUE VINO VESTIDA CON UN FALDELLIN FRANCÉS Y EN UNA SILLA DE MANOS, EN QUE LA TRAIAN DOS FRANCESES, Á TOMAR SUDORES AL HOSPITAL DE LAS BUBAS, DONDE ERA ADMINISTRADOR.

1. ¿Qué ninfa es esta, Martin,
Tan achacosa y bubatil,
Que en rica silla portatil
Brilla francés faldellin?

Cosa del gran Paladin
 De Francia parece, Andrés,
 De los francos pares es
 El par que la lleva en peso,
 Y ella rompe demás de eso
 Buen francés y mal francés.

#### IX

Á UN CABALLERO MUY ALTO DE CUERPO, CASADO CON UNA SEÑORA MUY HERMOSA, QUE SE LLAMABA DOÑA ANA.

> ¿Quién me compra, damiselas, Un rico paño de córte, De tan linda estofa y porte, Que no lo hay tal en Bruselas? Cuando despliega las velas, No hay sala tan cuelli-erguida, Que no adorne á su medida, ¡Maravilla soberana! No teniendo mas de un Ana, Ser tan largo de caida.

Á UN RELOJ DORADO MOSTRADOR, QUEJÁNDOSE QUE SE DABA MUCHA PRIESA, DICIÉNDOLE SE FUESE MÁS DESPA-CIO, PORQUE Á CIERTA HORA DE NOCHE SE PONIA FIN Á UNA CONVERSACION DE ENTRETENIMIENTO.

Hable por la mano el mudo, Y esconda allá su saeta, Que con violencia secreta Vuela, y lastima de agudo; Tanto pulsar tan menudo, Por dar amarga embajada, Tanta hiel disimulada Con capa de oro de Tibar, Mucho me huele al acibar De la píldora dorada.

# XI.

A un esquilon de un convento, que en oyéndole de noche, se dejaba una conversacion que se tenia con unas vecinas, damas de buen gusto y entendidas, término que estaba señalado para recojerse á sus casas.

> Suspende, amigo esquilon, Tus écos hasta las once,

Si ablandan ruegos el bronce, Y cabe en él compasion; Humanen tu corazon Solaces interrumpidos, Que aunque en acentos medidos, Claman culto á Dios eterno, Te has visto abrasado y tierno, Y de los muy derretidos.

# XII. (\*)

No es poco lo que debeis Á vuestro burlado amante, Pues os quita de delante Lo que tanto aborreceis; Si el alma sola quereis, Nunca se aparta de vos, Procurad entre los dos Quitar al cuerpo la vida, Y ella será la querida, Para más gloria de Dios.

<sup>(\*)</sup> Una beata moza y de buena cara, mostrando á un mancebo demasiada afición, le ocasionó á que la solicitase, á lo cual respondió ella muy mirlada, que ella solo queria su alma para mas gloria de Dios, y él enfadado se salió del lugar.

### XIII.

À UN DESENGAÑO DE UNA AFICION, QUE TRAS DE MUCHOS DESDENES QUE LE COSTABA Á UN GALAN, PONIA SU SALVACION Á PELIGRO.

Baste lo necio y lo tierno,
Cerrad las ventanas, ojos,
Que por espinas y abrojos
No gusto de irme al infierno;
¡Yo llamas de fuego eterno!
No se verá en ese espejo;
Por cierto gracioso dejo
De tantas hieles y acíbar,
Que aun despues de mucho almíbar,
Ni lo apruebo ni aconsejo.

# XIV. (\*)

Peces, que á vuestro albedrío En deleitoso pais

<sup>(\*)</sup> Á la más agraciada, discreta y linda niña, que habia en Sevilla, tratando de ponerse los primeros chapines, que despues casó con D. Juan Antonio del Alcázar, su primo, caballero de la órden de Calatrava, factor, juez oficial de la casa Real de Contratacion de Sevilla.

Por los senos discurris
De este claro manso rio,
Huid por consejo mio
Del corvo anzuelo á la mar,
Que á Filis ví preparar,
Famosa en la pesquería,
El corcho que no tenia
Én su caña de pescar.

### XV.

Á LA MISMA NIÑA DOÑA MANUELA DEL ALCÁZAR. Y ZÝÑIGA.

Guarte, Gil, entre esos riscos
De una zagala en chapines,
Como dos mil serafines,
Como diez mil basiliscos!
Cien mil arcos berberiscos,
Con bélicas algazaras,
No matizan tantas jaras
De vivos matices rojos,
Como un flechar de sus ojos;
¡Ay de tí si los miraras!

## XVI

HABIENDO CONTRAIDO MATRIMONIO AMBOS PRIMOS, EN AUSENCIA TEMEROSA QUE LE HABIA DE OLVIDAR, DIJO EL AUTOR EN METÁFORA DE BRAS Y PELAYA.

Viva Bras, aunque es partido, Mas su fé buen siglo haya; Aunque es partido, Pelaya, Seguro está tu partido; Porque habiendo merecido Ver tus bellos ojos Bras, Que en matar dejan atrás Los más acivos venenos, Ni debe abatirse á ménos, Ni puede aspirar á más.

## XVII.

À LA MISMA SEÑORA, ENFERMA DE SENTIMIENTO DE AUSENCIA DE SU AMANTE MARIDO.

Curar los males de ausencia Con purgas y con sangrías, No lo aprobaré en mis dias, *Pelaya*, con tu licencia; Y cuanto Bañez, Valencia, Ramirez (\*) y los demás Discurren, segun estás, Todo á mi ver es parola; Igual te curará Sola (\*\*) Una visita de Bras.

# XVIII.

A LA MISMA, EN ESTA AUSENCIA, TEMEROSA DE QUE NO LE CORRESPONDIA.

Quien ama en fé y en verdad, No desespere retorno, Que amor es dulce soborno, Que inclina la voluntad; Nadie fie en libertad De ajeno amor combatida, ¿Ha-brás amado en tu vida, Bella Pelaya? Sí, ha-brás: Ser, pues, amada de-bras, De-bras ser mas que querida.

<sup>(\*)</sup> Famosos médicos de Sevilla.

<sup>(\*\*)</sup> Curábala el Dr. Sola, y alude con injenio al nombre.

Dedicatoria á la misma, con el nombre de Bras con que remata cada verso.

¡Ó tú, flor de las hem-bras, Que endechas tristes por los aires siem-bras! ¿Á qué cantar en estas frescas som-bras Mis versos acostum-bras? Si en Bras no te deslum-bras, Advierte en las cadencias que le nom-bras.

## XIX.

Otra á la misma aficionada de Bras.

¿Qué te contaré, Pelaya?
Ya vá de cuento: sa-bras.....
Mas de gozo no ca-bras
Cuando contado lo haya;
Érase el mar y la playa,
Éranse unas gali-ca-bras,
Y érase un pastor de ca-bras,
Que arribando dilijente,
Fué á ver su pastora ausente;
Esto es, breves pala-bras.

### XX.

Á UN NIÑO, HIJO DE LOS SOBREDICHOS, DEL ÓRDEN Y CABALLERÍA DE ALCÁNTARA, LLAMADO D. LUIS DEL ALCÁZAR, EL DIA QUE RECIBIÓ LA CRUZ VERDE.

¡Oh que potro tan donoso En el cAlcá;ar (\*) se cria, ¡Qué aliento y qué bizarría Promete en fiestas del coso! ¡Y hoy, con el verde famoso Que ha tomado, cómo crece! ¡Qué lindamente parece! ¡Cuánto enamora y hechiza! Solo la caballeriza Del mismo Rey le merece.

## XXI.

A UN CABALLERO, QUE CASÓ CON UNA PRIMA SUYA, DEUDOS DE LOS SOBREDICHOS.

> En la suerte venturosa, En el talle, en el semblante, En lo injenioso y amante,

<sup>(\*)</sup> Alude á su apellido, y vivia en el alcázar.

En el verso y en la prosa, En el culto de su diosa, En el aprecio y estima, En la danza y en la esgrima, En el aire y ademanes, Entre todos los galanes Don Juan se lleva la prima.

# XXII.

Esta señora, bordando un alba, la vió el Dr. Salinas, y le hizo esta Décima.

> Bordando acaso *Belisa*, Con primor artificioso, Para el culto relijioso Un alba de decir misa, Ante cuya luz es risa La del celeste farol, Clamé, *Dionisio* español: (\*) «Sin duda vá en los estremos

<sup>(\*)</sup> Alude á lo que se dice de este Santo, que oscureciéndose el sol en la muerte de Jesucristo, dijo en Atenas: «aut mundi maquina disolvitnm, aut vies Creator partitur.»

Esta máquina, pues vemos Juntos el alba y el sol.» (\*)

## XXIII.

Á INSTANCIA DE UN CABALLERO MOZO, QUE SERVIA Á UNA DAMA, ERA NATURAL DE GRANADA, Y SE LLAMABA DOÑA ANA DE HUERTA.

Cojiendo este mes de Abril, No bien el alba despierta, Frescas yerbas de una huerta Que riega el claro Genil, Mejor-Ana y toronjil, Verbena y tomillo inculto, Y otras mil flores á bulto, Sentí la muerte, Toribio, Penetróme un áspid libio, En la mejor-Ana oculto.

# XXIV.

Á LA MISMA DAMA.

¿Es posible que no temas, Matar á un alma cristiana?

<sup>(\*)</sup> Como tenia el alba en las manos y sol su rostro.

Fuertes son tus temas, Ana, Para mí, son Ana-temas, En deslumbrarme te estremas, Entre agrado y sequedades, Ya llueve Dios amistades, Ya severa te retiras, Acreditando mentiras, Y desmintiendo verdades.

#### XXV.

Á OTRA DAMA FULANA DE LA TORRE.

Si el cielo no me socorre, Hoy cuento el último dia, Segun el artillería, Que juegan desde la torre; Alma, gran riesgo te corre, Si presumes atrevida, Oponerte á la avenida De tantos rayos del cielo, Mejor es hurtarle el vuelo, Y echarte á su pié rendida.

# XXVI. (\*)

Lastímate cuando vieres
Mis ojos hechos dos mares.
Entre ilícitos pesares,
Por tus lícitos placeres.
Si ya de industria no quieres,
Que en los futuros eternos
Siglos, se admiren de vernos
«O amargas contradictorias!»
Tú no casta con dos glorias,
Yo casto con dos infiernos!

## XXVII.

Enviándole una dama doncella algo arisca, á un Gentil-hombre amante suyo, unas guindas garrafales.

> Tus guindas Estefanía, Aunque en el gusto y semblante,

<sup>(\*)</sup> Pretendiendo dos caballeros mozos una dama para casar con ella, se inclinó su padre al que ella ménos queria, por respetos humanos de hacienda y comodidades. No lo pudo estorbar la dama, por natural vergüenza de doncella y obediencia justa de sus padres. Y habiéndose conseguido el matrimonio, la mañana despues del dia de la boda, tuvo inteligencia el desfavorecido de enviarla esta Décima.

Son su propio consonante, Mucho mas quien las envía; Templó su antigua acedía El enjerto entre otros bienes; Buen ejemplo en ellas tienes Para trocar condicion, Templando á su imitacion, El ágrio de tus desdenes.

## XXVIII.

À LA MISMA QUE HILÓ DE SU MANO UNA TOHALLA DE GUSANILLO GUARNECIDA CON PUNTAS.

Por cojer astuta araña, Simple mosca con cautela, En la labor de una tela, Se apura y se desentraña, Con igual astucia y maña Por pescar á Bartolillo, Zagal incauto y sencillo, Por sus pulgares Olalla, Hiló una rica tohalla, De anzuelo y de gusanillo.

## XXIX.

A UN CABALLERO ALBINO, QUE NO VIA SIN ANTOJOS, QUE LLEGANDO Á UNA CONVERSACION DE DAMAS
DONDE ESTABA UNA QUE ÉL SERVIA, SE LOS PIDIERON PARA
VERLOS, Y ENTRE LAS DEMÁS MIRÓ MUCHAS VECES CON
ELLOS SU PROPIA DAMA.

Con mis antojos ufano,
Que son los favorecidos,
Entre tantos no cumplidos
Que han estado en vuestra mano,
Y si al viso soberano,
De la pura fé que os dí,
Es pureza baladí,
La de los cristales bellos,
¿Para qué mirais por ellos
Tanto, y tan poco por mí?

## XXX.

Á CIERTA BEATA, QUE HACIA ESCRÚPULOS DE TODO LO QUE LE PARECIA,

La beata escrupulosa, Para comulgar al mes, Tres veces llega á los pies Del canónigo Ortigosa; Trina y canónica, es cosa En que nadie reparó, Y que advirtiéndola yo, En mi vida tal oí, En excomuniones, sí; (\*) Pero en comuniones, nó.

## XXXI.

Á CIERTO CLÉRIGO POCO CURIOSO, QUE NO QUERIA
PRESTAR UNA MULA QUE TENIA.

Un abad de Cantillana,
Tan viejo como guardoso,
Dejo aparte lo asqueroso.
Que eso dirá su sotana,
Su mulilla rabicana
Jamás la quiso prestar,
Verificando á la par,
Con evidencias notorias,
En sí dos contradictorias,
No dar mula y mula-dar.

<sup>(\*)</sup> Por lograr este concepto.

# XXXII. $(^{\star})$

De un mirador de los mios, Ví en la Vega (\*\*) un mar profundo, Que quiso anegar el mundo, La inundacion de los Rios, (\*\*\*) Ví zozobrar los navíos, Con la borrasca violenta, Hasta que en quietud atenta Dos religiosos devotos, En fé de piadosos votos, Aplacaron la tormenta.

Fué escaramuza valiente La de ayer, orijinada De una muerte desgraciada,

<sup>(\*)</sup> Siendo el Licdo. Antonio de Vega secretario del Hospital de la Sangre, le elijieron por administrador del Hospital del Cardenal; siendo así que esta eleccion se hace por tres votos, un prebendado que nombra la Sta. Iglesia, el Prior de la Cartuja y el de S. Gerónimo, y tuvo estos dos votos últimos, que bastaron, porque el prebendado nombró á otro que fué D. F. Osorio de los Rios y al intento estas dos Décimas.

<sup>(\*\*)</sup> Nombre del que salió por administrador.

<sup>(\*\*\*)</sup> El que tuvo un voto.

De otro bravo combatiente, Embistieron de repente Dos á uno, que aunque tal, No le señalaron mal, Pero tres que le curaron, La sangre le restañaron, Dejándole el *Cardenal*. (\*)

## XXXIII.

AL USO DE LOS VESTIDOS ACUCHILLADOS CON REDES -- GRANDES.

Si te mintieren amores
Los pechi-rotos de ogaño,
Mal podrás llamarte á engaño,
Pues les vés los interiores;
Que sus heridas menores
Revelan lo más ignoto;
Mas si fuera por tu voto,
Que aunque niña, eres sesuda,
Lo pechi-roto, sin duda,
Se trocara en mani-roto.

<sup>(\*)</sup> El Hospital.

### XXXIV.

Á UNA PERSONA QUE MANDÓ HACER CANTIDAD DE CONSERVA, Y SIENDO POCA, ENVIÓ PARA ELLA MUCHAS CAJAS.

Gran fé, sin duda, tendria Al oráculo divino,
La viuda que previno
Tanta vasija vacía;
Si el olio poco que habia
Llenó jarros y tinajas,
Tú le imitas con ventajas
En los vasos, mas no sé
Que baste, con ménos fé,
Poco dulce á tantas cajas.

# XXXV. (\*)

Entre tanto que no gano, Por mi prolija dolencia,

<sup>(\*)</sup> Estando el autor para tomar una purga el último dia, de los quince que se habian concedido para ganar un jubileo, lo inquictó una rata, de forma que no le dejó dormir, con que se escusó la purga, que la temia.

La plenísima induljencia
Que al mundo concede Urbano,
Tengo por consejo sano,
Sin perder en mi oratorio
Ningun acto meritorio,
Cual fervorosa beata,
Ir redimiendo pro-rata
Las penas del Purgatorio.

#### XXXVI.

ENVIÓLE UNA RELIJIOSA, ESTANDO EN LA CAMA ACHA-COSO, UN REGALO DE BIZCOCHOS, Y EN EL FONDO DEL CA-NASTILLO UN RELOJITO DE PECHO DE CAMPANILLA, PARA QUE SE ENTRETUVIESE; Y Á ESTE PENSAMIENTO.

> Por lo ménos no dirán Que tienes en dar segunda, Pues con sucesion fecunda Tus propias dádivas dán; Y no te la ganarán Sin duda esas mis señoras, Que en las más regaladoras, Cuando mucho, se podria Hallar quien dé cada dia: Mas no quien dé cada hora.

Llevó tantos honradores
El Doctor Cano á su grado,
Que el asiento diputado
Pescaron á los Dotores;
Y ántes que en ciegos rumores
Se bandericen y aclamen,
Y de un sangriento certámen
Se orijinen mil desgracias,
Pardiez, ni grado ni gracias,
No hubo gracias ni vejámen.

## XXXVIII.

Un siervo de los obreros De *Grados*, noble vecino,

(\*\*) Siendo sacristana del convento de Descalzas de Ntra. Sra. de los Reyes Soror Bernarda de la Corona, acudió diversas veces al torno de la sacristia

<sup>(\*)</sup> Para graduarse en el colejio de Maese Rodrigo el Dr. Cano, convidó la nobleza de Sevilla, que lo fueron acompañando hasta el colejio, y como iban llegando, iban ocupando los asientos de los Doctores, y cuando llegó el Cláustro de la Universidad, no halló donde sentarse, y sobre lo que se debia hacer hubo diversas juntas, y al fin resolvieron por mejor acuerdo, que se dilatase para el dia siguente el grado y exámen, como se hizo.

Cien veces al torno vino A destrocar candeleros;
Fodo por no resolveros,
Corona de agudas puntas;
A tener las suertes juntas:
Decídme, ¿en qué arzobispados
Vistes de Corona á Grados
Tanto exámen y preguntas?

## XXXIX.

A un herrador, sobre cuya azotea cayó media falma antigua, que hizo pedazos la violencia dei viento, y fué milagro no hundirse.

> Despalmando el herrador Mi jaca vieja y mohina, Tronchada palma vecina Dió sobre su mirador; Cual cohete volador Sube al punto donde vea Los daños que no desea;

un esclavo de Agustin de Grados, que hacia soliman allí vecino, á destrocar unos candeleros, que para cierta fiesta se habian prestado, y hallándose el autor allí, dijo de repente lo que adornó con esta Décima

Hubo de dejar al fin De despalmar mi rocin, Por despalmar su azo tea.

## XL.

Á LA CARESTÍA QUE EN SEVILLA TUVO LA CARNE EL AÑO DE 628.

Ha sido en Sevilla tanto
El traspaso de estos dias,
Que eran las carnicerías
Retratos del Viérnes Santo;
Y no sin hambre y quebranto
Sé yo un cristiano que dijo,
Viendo un cuadro en mi amasijo
Sacrificio de Abrahan:
"¡Pese á tal! carneros dan,
Yo sacrifico á mi hijo."

# XLI.

Habiendo convidado el Dr. Juan de Salinas á dos clérigos viejos el Domingo de las bodas del Architiclino, convidó un suegro y dos yernos, y para ello envió á los tres la siguiente Décima.

Tres padres de cuatro cuernos, De á casi doscientos años, Esperan con sus amaños
Mañana un suegro y dos yernos;
Porque un pavo de los tiernos.
Difunto de siete dias,
Sin convidar cofradías,
Contra el uso de la tierra,
Como anjelico se entierra
Con cánticos y alegrías.

#### XLII.

 $\hat{A}$  las mujeres de los tres caballeros convidados envió el Doctor esta Décima.

Las bodas de Architiclino
Pinta mañana San Juan,
Ellas nos enseñarán
Á tener sobrado el vino;
¿Quien será tan mal vecino
Á cuyas orejas llegue
Mi súplica, que la niegue?
Humilmente pido, pues,
Á cada cual de las tres,
Que á su esposo se lo ruegue.

<sup>(\*)</sup> Vivian junto al hospital.

## XLIII.

DIÓ EL DUQUE DE ALCALÁ AL DOCTOR UN LIBRITO CON LAS HOJAS DORADAS, PEGADAS DE MANERA LA UNA CON LA OTRA, QUE TUVO GRAN DIFICULTAD DESPEGARLAS PARA LEER: Á ESTE INTENTO.

No sin grande Providencia. Con tantas llaves de oro, Vino el precioso tesoro Que me entregó Vuecelencia: Que enjendra más reverencia Ver tan poco franqueadas Maravillas comprobadas Con testimonios tan graves, Haciendo efecto de llaves Las propias hojas doradas.

## XLIV.

A un caballero muy cortés de sombrero, que presentó el suyo á un amigo, que se lo alabó de linda hechura.

Con un sombrero no más Dos favores ejercitas, Uno cuando me lo quitas Y otro cuando me le dás: Y aunque estas voces verás. Que en rigor de propiedad. Se hacen contrariedad, Aquí tienen simpatía, Que el quitar es cortesía, Si el dar liberalidad.

### XLV.

Si á Rómulo y Remo dió
Fabulosa loba el pecho,
Yo sé á quien en cierto estrecho
Otra loba defendió;
Fiero animal ahuyentó
De cuatro cuernos valientes
Ídolo de várias gentes,
Que en ricas aras se inciensa,
Previniendo á la defensa
El acero de sus dientes.

<sup>(\*)</sup> Habiendo ido el Doctor a visitar á una senora hermosa y principal, halló que acaso la habian dejado encerrada con una llave de loba de la puerta de enmedio, y así no pudo entrar.

<sup>(\*\*</sup> El bonete de cuatro picos.

## XLVI.

Precio acomodado es

De una tienda en Alanís,

Doce mil maravedís

Al año, mil cada mes;

Quiero arrendártela, pues,

Con que me suplas, Pelayo,

Para pagar mi lacayo,

Siempre adelantando mil,

Que en Marzo me des Abril,

Y que en Abril me des-Mayo.

## XLVII.

Á UNA SEÑORA, QUE TENIENDO MUCHAS SORTIJAS DE DIAMANTES, Y HECHO AMAGO Á QUERERLAS DAR PARA UNA OBRA DE LOS POBRES DEL HOSPITAL, SIN HABER TENIDO EFECTO, SE DIVULGÓ QUE LOS HABIA DADO.

Si encarga con tal aprieto El Dueño y Señor de todo

<sup>(\*)</sup> Por el mes de Abril de 629, diciendo misa, le vino al Dr. Salmas un desmayo, que le obligó á sentarse un rato para poder proseguir, y vuelto á levantarse, dijo despues del desmayo: «y qué en Abril me desmayo:» y á este propósito, glosó este verso.

La limosna, y en el modo
Intima tanto el secreto;
¿Por qué, contra su decreto,
La gloria vana os aplace?
¿Por qué si el que enfermo yace
Ignora piedades vuestras,
Trascienden tantas siniestras
Lo que la diestra no hace?

Pobres hay, fincad en ellos La preciosa demasía, Y aplicareis con María Á piés de Cristo cabellos; Merezcan rendidos cuellos, Menos acedos semblantes, Y sinó escuchad, diamantes, Sus dolorosos gemidos, Quizás si les dais oidos, Podrán ablandaros ántes.

## XLVIII.

Á LOS PORTALES DONDE SE MURMURA.

Despiden los portalejos Pluvia de lanzas espesa, Que noblezas atraviesa, Y alcanza famas de lejos; De los más débiles viejos Son los tiros más cruentos; Ofenden obras, intentos, Matronas, vírjenes castas, Tocando, al blandir las hastas, En los hierros con los cuentos.

# XLIX. (\*)

Sustentaba en Teolojía

Juan Damas sus conclusiones,

Á quien, entre otros varones,
Un doctísimo argüia;
Y aunque en bárbara ponia
Su mayor y su menor,
Por modo tan superior,
Que pudo ganar mil famas,
Siendo el sustentante Damas,
En dari fuera mejor.

<sup>(\*)</sup> Un estudiante teólogo, que se llamaba Juan Damas, sustentó conclusiones de Teolojía en el colejio de la Compañía de Jesus de Sevilla. Argüiale un Padre con notable eficacia, y cuando mas apretaba el argumento, daba voces que era in bárbara, y no tenia respuesta. A esto dijo el Dr. Salinas, halfándose presente, al que tenia à su lado: «siendo el sustentante Damas, mejor fuera en darí el argumento;» y á este propósito dijo en verso, lo que habia dicho en prosa.

# L. (\*)

Respiren ya esos cahices
Vitales aires, primero
Que de amores del granero
Tengan echadas raices;
Que cuando en sobrepellices (\*\*)
Con mangas y crucifijos
Sale el clero, como á hijos
Nos ecsorta la verdad, (\*\*\*)
Si ya no por amistad,
Á recabar por prolijo.

Tuve ya casi en sazon Dos décimas de un voleo,

<sup>(\*)</sup> Habia retenido cierto eclesiástico, administrador de un hospital, un cahiz de trigo, que pagaba en cada un año à cierto convento de monjas, de quien era visitador el autor; y habiendo llegado à deber dos años de corridos, le amenazó el autor con que sinó le pagaba le habia de hacer una Décima en cuya razon hizo las siguientes.

<sup>(\*\*)</sup> Esto es cuando salen las procesiones de letanías.

<sup>(\*\*\*)</sup> La verdad es Dios, por el evanjelio que se cauta en las letanias, de los tres panes, en que aconseja que pidan importunamente, que alcanzarán por este camino.

Que pudiera el fariseo (\*)
Logarlas en su oracion;
Pero mudé de opinion,
Tomando acuerdo conmigo,
Y en el olvido enemigo
Las arrojé de cabeza,
Que es mal arfil de limpieza
Librar en décimas trigo. (\*\*)

### LI.

HABIENDO EL AUTOR COMPRADO UNA SERA DE PASAS.

LARGAS, QUE LE TRAJERON DE LA VILLA DE DOSHERMANAS, PRESENTÓ UN CESTO DE ELLAS CON
ESTA DÉCIMA.

En una sera arrastrado
De indómitos apetitos
Hoy saco á luz mis delitos,
Fruto del tiempo pasado,
Los gustos que he conquistado,
Y con dineros compuesto;
Mas jay Dios! que el haber puesto,

(\*\*) Suele tener mala opinion el trigo de diezmos.

<sup>(\*)</sup> Porque dijo el fariseo cuando oraba en el templo: «decimas do omnium qui posideo.»

Llevado de mis antojos, En *Dos-hermanas* los ojos, Ha remanecido *in-cesto*.

#### LII.

Á UN PREDICADOR QUE PREDICÓ UN SERMON DEL JUICIO.

Dí, predicante novel,
Todo juncia y artificio,
¿Cómo en sermon de juicio
Me dejas tan fuera de él?
¿Por qué azolvaste cruel
De mi llanto el arcaduz?
¡Ay! que preñado el testuz
De alegóricas culturas,
No es mover lo que procuras,
Sino parirlas á luz.

#### LIII.

Enviando un pequeñísimo albérchigo, porque no se halló otro en la ciudad, para un deseo que huvo una relijiosa muy enferma.

> Soy un humilde redrojo, Albérchigo de abolengo, Que de lejas tierras vengo

Á cumpliros un antojo,
Alguno me dió de ojo
En mi niña edad florida,
Y aunque no soy Pan de vida,
En más de un santo convento,
Á los fieles por sustento
Se dá mi carne en comida.

### LIV.

Envió el P. Peralta, del órden de S. Francisco, á esta misma enferma unas muy lustrosas bizcotelas, de que ella dió parte al autor, para que las probase, y él respondió con la siguiente Décima.

Apruebo el dulce presente
De fraile, sin ser ciruelas,
Y pruebo las bizcotelas,
Que saben divinamente;
Son una joya escelente,
Que á guisa de cruz de Malta,
De blanco esplendor se esmalta
En seráfica familia,
Acá vamos per humilia,
No como el Padre Per-alta. (\*)

<sup>(\*)</sup> Nombre del relijioso.

#### LV.

Habiendo presentado el autor á esta y á las demas monjas de su convento un cesto de higos verdes, agertó á entrar el médico á curar en él, y viendo el cesto en el patio, dijo: que todas las monjas que comiesen de ellos, bebiesen luego agua, porque eran fuego, y no tenian otro remedio, y de esto hizo la siguiente Décima.

Del bajel desembarcad
Sin flete esos negros higos,
Que aunque negros, son testigos
De mi buena voluntad;
De echarles agua cuidad,
Que uno de los muy letrados,
Esperto en hartos curados,
Lo afirma sin condicion;
Por tener satisfaccion
De que no están baptizados.

## LVI.

EN LA JUSTA POÉTICA QUE SE HIZO EN SEVILLA DE LA BEATIFICACION DEL STO. FR. JUAN DE DIOS, ENTRE OTROS ENIGMAS Y GEROGLÍFICOS, ESTABA EL SIGUIENTE, CON PREMIO AL QUE LO ACERTASE.

> En sí son olas del mundo Las glorias son que ofreceis Á Juan con mayor profundo Enciso, no lo dudeis, Ciento por uno tendreis.

Á LA CUAL HIZO EI, DR. SALINAS LA SIGUIENTE DÉGIMA.

Los misterios que en el viento Fundar vuestra musa quiso, Como Enciso no es ensiso, En sí son sin fundamento; Dad al tercero elemento (\*) Su lugar, que es necio asunto, Subir conceptos de punto Sobre supuesto tan vano, Y sin saber canto-llano, Meteros á contra-punto.

<sup>(\*)</sup> La tercera letra del abecedario.

#### LVII.

CURABAN EN EL RELIJIOSÍSIMO CONVENTO DE DES-CALZAS DOS MÉDICOS LLAMADOS EN SUS APELLIDOS LEON, VÁ ESTE PROPÓSITO.

En las niñeces primeras
De la Iglesia militante,
Á las vírjenes constantes
Condenaban á las fieras;
Pero ya en estas postreras
Edades, nuevos Nerones,
Teniendo en fuertes prisiones
Valentísimas doncellas,
Á las más débiles de ellas
Arrojan á los Leones. (\*)

#### LVIII.

A un clérigo que decia la misa con brevedad.

Si á decir misa a las tres El Licenciado se atreve, Haralo en virtud de breve,

<sup>(\*)</sup> Para curarlas.

Porque su misa lo es; No ha puesto en Roma piés. Ni anda sacado de cuello, Prolija barba y cabello, Y usando, á lo Monseñor, Oficio de abreviador, Dá buen despacho con sello.

## LIX.

Á UN VALENTON EN LA APARIENCIA, QUE LLEVABA UN
PUÑAL MUY LARGO Y UN ROSARIO DE CUENTAS GRUESAS
PENDIENTE JUNTO Á ÉL.

¿Cuentas largas y puñal Junta en uno el valenton? ¿Arca de Dios y Dagon? (\*) Él dará en tierra, Pascual; Si ya no fuese que el tal, Como quien ensaya y prueba Mementos de misa nueva Por vivos y por difuntos, Todos los amaños juntos De sacar ánimas lleva.

<sup>(\*)</sup> Cuando los filisteos entraron con el Arca en su templo del idolo Dagon, que lo derribó en tierra.

## LX. (\*)

No me quejo, ántes estimo Que con tanta confianza
Se me pida la crianza
De la hija y el encimo;
Espere con desarrimo
Noble paga espiritual,
Que si de ajeno caudal
Pago en virtud de mi Ama, (\*\*)
Al ama en lo que más ama,
No le habré pagado mal.

#### LXI.

DÉCIMA INJENIOSA.

Siempre pegado al cancel De la ermita del vecino, Domingo tomando vino, Digo tomándose del;

<sup>(\*)</sup> Á una religiosa, que habiendo asistido muchos dias con gran puntualidad á ser enfermera de una hija de confesion del autor, que estuvo en grandisimo peligro, y estando sana pidió la crianza de la hija, y el encimo, que es lo que suelen pedir las amas que crian cuando entregan los hijos destetados.

(\*\*) Nuestra Schora.

De un garrotillo cruel Ayer mandado olear, ¡Y hoy, en vez de escarmentar, Ménos guarda y más olvido! El primer Domingo ha sido, Que se deja de guardar.

# LXII. (\*)

Delito á mis ojos es, No de los ménos atroces, Entrarse violentas *Hoces* En ajena y pobre mies; Estas mis querellas, pues, Aunque en metáfora van, Por ventura sacarán Algun *miserere mei*, Como al adúltero Rey La conseja de Natan.

<sup>(\*)</sup> Hallando el Dr. Salinas, autor de estas obras, impreso en las de D. Luis de Góngora un romance suyo, que habia hecho en el tiempo de su juentud, impreso de segunda impresion el año de 633, fólio 34, que comienza: «De amor con intercadencias,» (\*) y conforme al título, parece recojió estas obras D. Gonzalo de Hoces y Córdoba, tomando por motivo el nombre de Hoces hizo estas décimas.

<sup>(\*)</sup> Véase la pájina 79 de este libro.

Hijo ingrato, (\*) ¿así disfamas, En pobres paños nacido, Á tus padres, y engreido Á caballero te llamas? (\*\*) El festivo entre las damas Ya en Soledades se vé, Do no huella humano pié, Ó yo no alcanzo el misterio, Ó me cometió adulterio La musa con quien casé.

### LXIII.

Á CIERTAS DAMAS, QUE SIENDO EN AÑOS NUMEROSAS, SE COMPONIAN Y AFEITABAN MUCHO. DIÁLOGO ENTRE GIL Y MARCELO, ALUDIENDO Á LA GRAN BATALLA DE CANAS QUÉ VENCIÓ ANIBAL CONTRA LOS ROMANOS.

Gil. Si vieses las damerías,
Oros y galas, Marcelo,
De Doña Blanca de Pelo
Y Doña Mayor En-dias,
Por almudes medirías
Sus anillos y sus canas.

<sup>(\*)</sup> Habla con el romance, llamándole hijo.

<sup>(\*\*)</sup> Modestia del autor.

262

MARC.

Serán los de las romanas Huestes, de Anibal vencidas, Tanto, Gil, por las *medidas*, Como por hallarse en *Canas*.

# LXIV. (\*)

En esta repeticion

De gran consuelo me fuera
Si del título os hiciera
Segunda presentacion;
Secretos del cielo son,
Pero al fin hablemos claro:
¿Quién viviera tan avaro,
Que se probara un vestido
Justo, á su talle nacido,
Y lo dejara por Caro?

<sup>(\*)</sup> Dándole al autor de estos versos la visita de dos conventos de monjas, que en el uno de ellos se llamaba Presentacion la priora, y habiendo sido así mismo visitador de otros conventos, en los años aneriores, en que tambien era priora otra Presentacion, le escribió á esta última una décima, como finjiendo celos de que no lo hubiese procurado par a su visitador: siendo así que nunca pretendió semeja ntes oficios, porque era muy retirado á pretensiones y prelacias; y se advierte, que este convento se dió al Licdo. Caro, juez de la Santa Iglesia de Sevilla.

<sup>(\*\*)</sup> Alude al nombre del visitador.

#### LXV.

AL NUEVO LENGUAJE CULTO.

Cultísima elocucion,
Tú que de artículos huyes,
Y en los conceptos incluyes
Tinieblas de Faraon;
Diabólica contajion,
Que aun en las letras te pegas,
Guarte del fuego si llegas
Al castillo de Triana, (\*)
Seta hereje culterana,
Pues los artículos niegas.

## LXVI.

Enviando á una señora olvidadiza unas pasas.

Pues tienen ejecutoria Las pasas de Dos-hermanas, Tomádlas por las mañanas, Así Dios os dé la gloria;

<sup>(\*)</sup> Tribunal de la Santa Inquisicion.

Que en flaquezas de memoria, Son un milagro evidente, Y su virtud escelente Hará en el orbe ruido, Con solo que en vuestro oido, Señora, se esperimente.

# LXVII. (\*)

Decidme, varon de Dios,
Tierno por antonomasia,
¿Qué vistes en Doña Estacia,
Que la elejís para vos?
Descubra una mano y dos,
Y cuatro resmas de manos,
¿Qué tenemos, cascos vanos,
Si al cerrar el silojismo,
No es capaz vuestro guarismo
De sumar sus castellanos?

<sup>(\*)</sup> Un galan enamoraba á cierta doncella, y habiendo llegado á manos del autor un soneto, que habia hecho á la dicha, alabando una mano que descubrió del manto, pareciéndole, que segun las prendas y hermosas partes de la doncella, eran muy inferiores las del amante, que conocia era contador, y al intento hizo esta Décima.

#### LXVIII.

Siendo el autor visitador del Arzobispado de Sevilla, hizo la Décima siguiente:

Con ser contador tan largo
Fabio, que embiste á diez tomos
De libros de mayordomos
Cuentas de cargo y descargo;
Ya se rinde, sin embargo,
De que parte por entero
Como un potro y más lijero;
¿Pero á quien no ha de cansar
Sacar tercios y cargar,
Propio oficio de recuero?

# LXIX.

 $\hat{\mathbf{A}}$  cierto intento, que consiste en el último verso.

El que á delicias se inclina, Rigor en vano predica, Porque nada califica Como el obrar la dotrina; Sepa yo más medicina Que Oropesa ni Saucedo, (\*) ¿Cómo vedaré, ni puedo, El más nocivo manjar, Si para mi paladar Escojo el mismo Que-vedo.

## LXX.

Á UNA SEÑORA PRINCIPAL Y HERMOSA, QUE ENVIÓ AL AUTOR EN DOS VECES UN REGALO DE TRUCHAS Y CIRUE-LAS, QUE LE ENVIÓ SU MARIDO, QUE ESTABA HACIENDO LA VENDIMIA EN SU HACIENDA.

> Oirás, si atenta me escuchas, Reina de las Isabelas, Mil gracias de las ciruelas, Mil retornos de las truchas; En Castilla, donde hay muchas, No he visto cosa tan fresca; Con mi alfanje á la turquesca Probaré que es mentiroso, Quien dijere que tu esposo No sabe lo que se pesca:

<sup>(\*)</sup> Médicos famosos de Sevilla.

#### LXXI.

Enviando el autor á la dicha señora unas limas dulces, de un árbol que habia en su hospital, en retorno de un abanico muy curioso de papel, que poco ántes le habia dado.

Tu airosa prenda y lijera Hace al vivo su papel, Que como nacida de él, Cobra vigor en su esfera; Y si el aire persevera, Con que los vientos anima, No quedará fruto encima Del árbol más resguardado; Por señas que ha derribado Estos de mi dulce lima.

# LXXII.

DÉCIMA INJENIOSÍSIMA, QUE ALUDE Á CIERTO PROPÓ-SITO, QUE EL AUTOR HABIA INTITULADO «PARA ECSÁMEN DE INJENIOS.»

> Si á vistas me llevan hoy Á los ojos de mi bien,

Y he de morir si me ven, Corazon, ¿á donde voy?

De diez una se la doy

Á los sátrapas mayores,

Que con críticos rigores.

Un verso de estos traduzcan

En latin, y de él induzcan

La causa de mis temores.

## LXXIII.

En metáfora de solfa, al estilo que gastanalgunas mujeres.

Fílis me enseñó la mano, Tan fácil, que la prendí, Y entonaba en él á mí Estreno su canto-llano; Yo ciertas teclas, Montano, De unos realejos toqué, Y ella arrimandose fué Al arjentado metal, Con mutanza natural Del á mí en á la mí re.

#### LXXIV.

AL Padre Funes, de la Compañía de Jesus, que mendo al Japon, deió en Sevilla hecha una gran conversion en un Fulano de Toro.

Á voz de clarin sonoro,
En virtud de brazo fuerte,
Funes, de primera suerte,
Rendiste el furor de un Toro;
Digna accion de letras de oro,
Con elojios no comunes,
Y porque á nadie importunes,
Y en sus escritos la anote,
Sirva en tus armas por mote
El Taurorum cornua Funes. (\*)

# LXXV. (\*\*)

Con ser tanta majestad La de San Hermenejildo,

<sup>(\*)</sup> Verba lignant hóminis taurorum.

<sup>(\*\*)</sup> Pidiendo una señora principal un terno al autor para la fiesta de S. Hermenejildo, que es de la ciudad de Sevilla, y estaba á su cargo como administrador del hospital de S. Cosme y S. Damian, de que es patrona.

Rico terno de un Cabildo De tan ilustre ciudad, Por sola mi autoridad No es bien que le preste yó, Que aun el eco respondió Con deber al carmesí, De todo rigor un st Al terno tres veces nó.

# LXXVI. (\*)

El ter me negavit hallo
Cuan de molde me viniera,
Si el terno se me pidiera
Para la misa del Gallo;
Negué, y es justo llorallo,
Hágalo el alma, y no pare
Hasta que mejillas are
Con lágrimas que destila,
Que si hay negacion y ancila,
Ha de haber flevit a mare.

<sup>(\*)</sup> Á esta Décima respondió un relijioso del mismo colejio de S. Hermenejildo, que es de la Compañia de Jesus, con otra Décima, diciendo que más parecia el Doctor Pedro que Juan, por el ter me negavi; á que replicó con esta.

#### LXXVII.

Á UNA RELIJIOSA GRAN IMITADORA DE FLORES, QUE EN ALGUNOS AÑOS NO DIÓ AL AUTOR CIERTO ADORNO QUE FALTABA Á UNAS PALMAS PARA PEBETEROS.

Copias con tanta destreza Cualquiera flor en su ramo, Que no escedo si te llamo Segunda naturaleza; Guarda empero tu cabeza Con estas imitaciones, Porque sin duda te pones Á gran riesgo, pues granjeas, Con las firmas que falseas, Mil hurtadas bendiciones.

La palma escelsa y gallarda,
Dicen que naturalmente
Á dar su fruto pendiente
No ménos que un siglo aguarda;
Cuya accion prolija y tarda
Con tus obras acreditas,
Siempre que no facilitas

El breve y último apresto De mis palmas, que aun en esto Las naturales imitas.

## LXXVIII.

Á SOROR MARÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, RELIJIOSA DESCALZA DEL CONVENTO DE NTRA. SRA. DE LOS REVES, Á CUYO HERMANO HABIA VISTO ENFERMO. HABLA CON LA PRIORA, ENVIÁNDOLE ESTA DÉCIMA.

Dígale su caridad
Á la madre Sor María.
Que estoy de su mejoría
Gozoso en toda verdad,
Y que con gran voluntad
Al fratello caro ayer
Vi en su lecho, al parecer,
Valiente, dele Dios vida,
Tan felice y tan cumplida
Como Vé-que (\*) ha menester.

<sup>(\*)</sup> Apellido de la mujer del enfermo.

#### LXXIX.

À UN CIRUJANO MÉDICO, QUE PARA HACER UNA FUENTE AL AUTOR, LE DIÓ DOS TIJERADAS CON MUCHO DISIMULO, Y EN CORRESPONDENCIA LE ENVIÓ UN REGALO CON ESTA DÉCIMA. ERA DIA DE TÉMPORAS.

¿En mí, como en sempiterna, Dais tijerada homicida? Pardiez que me dais la vida Para llevarme á la eterna; San Anton guarde mi pierna, Y á vos pido en cortesía, Que, por colacion del dia, Destroceis con un cuchillo Esa carne de membrillo, No con tijeras la mia.

## LXXX.

Á CIERTO INTENTO.

Resuelva el necio al instante Dudas que jamás previno, Y escuse en lo repentino Las menguas de lo ignorante; No dude, ni con semblante Suspenso términos pida, Que necedad detenida Es cual mula regalada, Que cuanto más bien pensada Sale mas gorda y lucida.

#### LXXXI.

# Á LOS TRAJES.

Cuando el gran infante guarda
La iglesia, y á la melena
Trayendo al hereje, enfrena
Al francés, y le acobarda;
Cuando el mosquete y bombarda
Y las trompas resonantes
Le son templados discantes,
¿Usa el mundo trajes viles?
¿Vos melenas femeniles?
¿Tú lascivos guarda-infantes?

#### LXXXII.

Si en el estadio divino, Antonio, la rienda dejas, ¿Quién podrá correr parejas Con tu injenio peregrino? La insigne Reina que vino De tan remotas rejiones, Si tuviera relaciones De tus respuestas agudas, En sus enigmas y dudas Consultara Salomones.

## LXXXIII.

AL Dr. D. Juan de la Sal, Obispo de Bona, sobre el aversion que tuvo á encargarse de obispados, cuando le ofrecieron el de Málaga, por escusarse del cargo de almas.

Doctor de injenio divino, Sal y luz por escelencia, En la iglesia y la esperiencia Gran sucesor de Agustino, (\*) Recusar puesto mas digno Pregunto, ¿es luz superior? Y sinó ¿porqué en rigor Málaga no sufriremos,

<sup>(\*)</sup> Por Obispo de Bona.

Si Bona reconocemos De la mano del Señor?

#### LXXXIV.

A UN INTENTO DEL AUTOR, QUE ES UN PENSAMIENTO: BIEN CURIOSO.

> ¿À título de Privado, Sin más batallas en Francia, Se asegura tu arrogancia Un hábito perfumado? ¿Pide el ilustre soldado Mas premio que galardone Los riesgos en que se pone? ¿Por ventura, en tu opinion La privanza es privacion Que el hábito presupone?

# LXXXV.

A dos pretendientes á la fábrica de una iglesia.

El carpintero vecino, Y su primo el albañí, Muy estudiosos los ví En el arte y Cal-i-pino; Ser de la Iglesia imajino Que fué la causa motiva, Son gente edificativa, De niveladas acciones, Y aun mezclan conversaciones, Tal vez de tejas arriba.

## LXXXVI.

A UNA MUELA QUE UN MAESTRO SACÓ AL AUTOR, LLAMADO TIBERIO.

Mi buena y fiel compañera En aprietos y trabajos, Sola en los países bajos, ¿Qué mucho que se rindiera, Al que imperaba en la era Que Jesucristo murió? (\*) ¿Qué mucho dolerme yo Del saco y de otros escesos, Siendo hueso de mis huesos, Carne de mi carne no?

<sup>(\*)</sup> Tiberio César.

#### LXXXVII.

OTRA AGUDEZA DE INJENIO DEL AUTOR.

Si he ganado en vista, Octavio, Tu pleito, ¿con qué disinio Remueves mi patrocinio Para la revista, en Fabio? ¿Quieres, demás de mi agravio, Que de la escuela jurista Algun chancero me embista, Y entone con desenfado: «Manden rezar á un letrado, Abogado de la vista?

## LXXXVIII.

A una fuente hecha con cauterio de fuego, señalando primero el lugar con pluma y tinta.

¿Á qué artículo de fé Costante no satisfice? ¿Qué moneda falsa hice? ¿Qué pliegos blancos sellé, Para que á vuelo y en pié, Ministro injusto y severo, Rubrique el suplicio fiero Al elemento flamante, Sin dar siquiera un instante Desde la pluma al brasero?

#### LXXXIX.

A un caso sucedido.

Al papel que un asturiano, Azás buboso me dió
Poniéndome á mula yo
Y él sobre el anca la mano,
Respondí: "decid, hermano,
Al señor Juan de la Hoz,
Cuan pronto estoy á su voz,
Y que el gesto os matricula;
Mas si os pegais á mi mula,
De hoç vendreis y de coz.

#### XC.

OTRA POR LOGRAR UN CONCEPTO.

Hilo fino tinto en grana Despachó Miser Orlando Entre lino, defraudando Los derechos á la aduana; Salióle la industria vana, Y descubriose el sijilo, Fué condenado en el hilo, Porque escarmiente y repare, Que quien el peligro amare Al fin peribit in illo.

#### XCI.

A LA PRESUNCION DE ALGUNOS, ALUDIENDO Á UNA ANAGRAMA BIEN DIGNA DE CONSIDERAR.

¿Es bueno que no saludes Al humilde, y que le ultrajes Soberbio? ¿Hay otros linajes Mas que vicios y virtudes? Si á tus principios acudes, ¿Qué ruedas no desharán? ¿Qué importa con tanto afan Ser por autos de Granada Hijodalgo, si la nada Es anagrama de Adan?

<sup>(\*)</sup> El nombre de Adan leido al revés.

#### XCII.

PARECIÓ EN UNA RATONERA UN RATON MUERTO, ATRAVESADO DEDMO DE LA PUERTA LEVADIZA, Y OTRO DENTRO JUNTO AL QUESO, TAMBIEN MUERTO.

> Movió la trampa fatal Del queso raton lijero, Obrando en otro horrero Que atravesaba el umbral, Raticidio casual, Y al fin bregando consigo, De dolor rindió en castigo El vital último aliento; ¡Tanto puede el sentimiento De la muerte de un amigo!

## XCIII.

Arredro, morid ginetes, Si leones, ya Leonores Desquiten en armadores Su agravio los mata-sietes: Si hubiere en metros cohetes Busca-piés que las asombre, Venguen su ofendido nombre Pistoletes epigramas, Si el hombre juega á las damas, Jueguen las damas al hombre.

### XCIII.

#### OTRO ANAGRAMA.

Anagrama de Luisa
Es ilusa, y no la infama,
Supuesto que el anagrama
No es definicion precisa;
Ya con el sujeto frisa,
Yá es opuesto, ya neutral;
Neutros son perla y peral,
Ramo, amor, burla y albur,
Confrontan hurta y tahur,
Implica malsin sin-mal,

#### XCIV.

Visto el calendario, elijo En lo olvidado y oscuro, Por más cómodo y seguro, Rito simple y punto fijo; Lo estable Dios lo bendijo, Y aunque en el culto me atrase, Y sin repique lo pase, No juzgare apetecible La Ascencion por lo movible, Con ser de primera clase.

## XCV.

Hízole pago á Don Juan Una discreta burlona, Con cuatro lienzos de lona, Que ella le ofreció de olan, Con cuya accion el galan, Reconviniendo á la dama, Le dá el alma, en vez de lama; Pero con caucion espresa, Que de hoy más toda promesa Se cumpla sin anagrama.

## XCVI.

Á CIERTO PAPEL Y DÉCIMA, QUE LE ENVIÓ EL PADRE Tirso de Molina, lucido injenio del órden de Nera. Sra. de la Merced.

> Apenas de tu papel Gusté lo dulce del verso, Cuando lo Tirso en lo terso Fuí reconociendo en él; Con la antífona ¡Ó Manuel! Y las ó, ó, de los tercetos, Sentí jubilos secretos, Dilatado el corazon En la alegre espectacion Del parto de tus conceptos.

## XCVII.

Aludiendo la consonancia de los dos últimos versos, en metífora de una fiesta de toros.

Entre rejon y rejon, Por aliviar el fastidio, Transformaciones de Ovidio Voy leyendo en mi balcon:
Trocado en ciervo Acteon,
Jove en toro, mal arfil,
Cuando Gil el de Motril
Jaca blanca al coso saca,
¡Plegue á Dios que el alba-haca
No se vuelva en teron-jil.

# XCVIII. (\*)

En el sacrificio fuerte

De la hija, en que sujeto

Al soberano decreto,

Soy mimistro de su muerte; (\*\*)

Pues vos por dichosa suerte,

Ánjel en traje de Adan,

Deteneis cual piedra iman

El agudo y limpio acero,

Sirva ese pavo casero

Por víctima de Abrahan. (\*\*\*)

<sup>(\*)</sup> Á un médico, que curó á una relijiosa descalza, hija de confesion del autor, y muy querida, á quien habia dado los sa ramentos y óleado, y por la cura tan impensada que hizo, le enrió un pavo con esta Décima.

<sup>(\*\*)</sup> La olcó.

<sup>(\*\*\*)</sup> Alude al sacrificio, y en vez de carnero envia pavo.

#### XCIX.

Á UNA SEÑORA, QUE SOLIA ENVIAR AL AUTOR DOS PELLAS DE MANJAR BLANCO, Y SE TARDÓ EN CONTINUAR-LO, Y Á LAS DOS ÚLTIMAS HIZO ESTA DÉCIMA.

Quiero, señora, ecsortaros
Con caridad y sin queja,
Que esta posesion tan vieja
Pide mayores reparos,
En que es fuerza condenaros
Á las primeras visitas,
Porque injurias infinitas
De la edad no las repara,
Ni puede un medio cuchara
Consolar dos pelladitas.

C. (\*)

 ¿Quién es aquel cuyo nombre Dos evanjelistas junta,

<sup>(\*)</sup> Enigma en diálogo, en favor del Dr. Juan Mateo Alvarez, que siendo administrador del hospital del Espíritu Santo, donde se dan unciones, pasó al del Cardenal, donde se curan los heridos.

Que tan temprano despunta
El alba en su sobrenombre?

2.º Un sol, que en traje de hombre,
Vivificando reparte
La luz, y en su coche parte
Por mejorarse de casa,
Y de la de Vénus pasa
Á la tremenda de Marte.

CL.

Á UNA PERSONA ACOSTUMBRADA Á DEJAR ACRECEN-TAMIENTOS, Y SE PRESUME LA HIZO POR SÍ MISMO.

Las Madres (\*) tienen un vino
Para misas solamente,
Que en cualquier dolor urjente
Hace un efecto divino;
Claro y asentado vino
De un sótano en su pellejo,
De muchas hojas de añejo,
Y al probar su fortaleza,
Sin subirse á la cabeza,
Tiene suavísimo dejo.

<sup>(\*)</sup> Domínicas descalzas.

#### CH.

Á ciertos novios, él peli-rubio y ella peli-negra.

Con gran estremo desco Reconocer los semblantes De los dos nuevos amantes, Gloria del Dios himeneo; Y si es cierto lo que leo, Del amor en su Alcoran, Transformados estarán Cada cual en lo que ama, Y saldrá rubia la dama Y peli-negro el galan.

#### CIII.

DÉCIMA DE INJENIO.

Deidad es Florinda bella, Pues que lindando su casa Con tantas que el fuego abrasa, No prende jamás en ella, Diga Gil, pues tiene estrella En que todo se le rinda, ¿Cómo tan yelo Florinda Si de volcanes cercada? ¿Cómo tan desarrimada, Si con tantas partes linda?

#### CIV.

Á AQUELLA SEÑORA, QUE LE VOLVIÓ Á ENVIAR MAS PELLAS.

Temo en esta inundacion
De pellas tan á deshoras,
Que aleluyas precursoras
De septuajésima son:
Impensada redencion
De un censo en fincas seguras,
Cuyas firmes escrituras
Mi suerte adversa chancela,
Llamaradas que la vela
Dá, para dejarme á escuras.

## CV.

 $\acute{\mathbf{A}}$  las Descalzas de Ntra. Sra. de los Reyes, y  $\acute{\mathbf{a}}$  un tabaquillo de cera hecho con primor.

Estos ánjeles de oficio Ostentando gratitudes. Con ser su trato en virtudes,
Hoy han echado de vicio,
En la invencion y artificio,
De estas prendas, de manera,
Que por más que en ellas quiera
Mostraros con propiedad
Mi sincera voluntad,
Ya no puede ser sin-cera.

### CVI.

ESTANDO EL AUTOR COMIENDO LA PECHUGA DE UN AVE, SE LE CAYÓ UN DIENTE EN EL PLATO, Á LO QUE HIZO LA SIGUIENTE DÉCIMA.

Aquel mas firme que roca Y en los aprietos valiente, Lejítimo descendiente De Quijada, el de la boca, Ya con vergüenza no poca Se ha retirado, despues Que un gallina, que lo es Á quien los meses pasados Se lo comiera á bocados, Pudo rendir á sus pies.

# CVII. (\*)

La muerte, cuya guadaña
Trasiega en Roma prebendas,
Dió en hacer Carnestolendas
Corriendo un Gallo de España:
Buscólo, y tan buena maña
Se dá con él, que lo bruma
Á puras cargas; en suma,
Lo puso en aprieto tal,
Que al volarse del corral
Dejó en la Tapia (\*) la pluma.

#### CVIII.

Á LA MISA CANTADA DE LAS HONRAS DE DICHO RA-GIONERO, QUE HIZO EL CABILDO.

> ¿Es ilusion ó verdad, Coro ilustre, lo que veo? ¿Anticipa mi deseo

<sup>(\*)</sup> Murió en Roma un Fulano Gallo, racionero de la Santa Iglesia de Sevilla, y heredó la prebenda D. Matias de Tapia, su coadjutor, llegó la nueva en Octubre, á que hiço esta Décima.

<sup>(\*)</sup> Alude al nombre del Prebendado.

La noche de Navidad? Si nace esta novedad De letras de Roma, callo; Pero entretanto que no hallo Quien mi noticia despierte, Por Octubre, cosa fuerte Es, cantar misa de Gallo.

#### CIX.

## Á UNA BEATA.

Mucho topan las vecinas
En su traje penitente,
Viéndola tan fuertemente
Tentada por golosinas,
Que sus mangas son dos minas,
Y cuando más se quebranta,
Mortifica su garganta
Con natas al gusto gratas;
Sin duda sabe que natas
Es anagrama de santa.

#### CX.

Para lograr el concepto de los dos últimos versos.

- 1.a-Pide, señor, mi decencia Un serenero de noche, Que desde el estrado al coche Resista tanta inclemencia.
- 2.ª—Señora, con su licencia,
  Si ayer fuí su jardinero,
  Y le dí un canasto entero
  Colmado de flores mil,
  No es justo á quien fué su Abril,
  Que le obligue á ser-enero.

#### CXI.

À LA ELECCION DEL MAESTRO CHACON EN PROVIN-CIAL DE LA TERCERA ÓRDEN DE S. FRANCISCO, QUE LA HIZO EL GENERALÍSIMO.

> No en distinto general En la tercera cursaron Los físicos que hoy llamaron À una junta capital:

Votaron un majistral, À mucha gloria y honor De su primitivo autor, Y en su eficacia inmediata, Bien pareció la ordinata Hecha con luz superior.

### CXII.

Á LA SALIDA DEL REY NTRO. SR.

Dómine cum airatus fueris misericordia recordaveris

Una fé y unos altares:
En tan sangrienta discordia,
Señor, tu misericordia
No olvides cuando te airares:
Que opresos los anchos mares
De aladas selvas enteras,
Y de enemigas banderas
Inundada la campaña,
El Leon bravo de España
Sale, y brama en sus fronteras.

#### CXIII.

 $\acute{\mathbf{A}}$  una señora que cumplió cincuenta años de edad.

Hoy ha sido la oblacion, Señora, de los cincuenta, Prosigan otros sin cuenta En cualquier pronunciacion; Mi infinita obligacion Con don infinito os muestro, Si á lo primo y á lo diestro Celebró la Compañía, Su siglo entero en su dia, Hoy la vuestra el medio vuestro.

### CXIV.

À CONTEMPLACION DE CIERTA SEÑORA, QUE ACOS-TUMBRADA Á LARGOS SOCORROS DE UN PERSONAJE, SIEMPRE QUE LOS PEDIA, ESCUSÓ HACERLO PORQUE SINTIÓ TIBIEZA.

> Tiene un terrible dictámen El vulgo, contrario al mio, Que en sospechas de resfrio

Á ningun médico llamen.
Sensible y fuerte vejámen,
No ménos que los del grado.
¿Quien será el desalumbrado,
Que abrir temerariamente
La vena del arca intente
Á quien juzga resfriado?

## CXV.

AL RECTOR DE LA COMPAÑÍA DE JESUS DE MORON, QUE DEBIA TRES AÑOS DE CORRIDOS DE UN TRIBUTO AL AUTOR, SOBRE HACIENDA DE OLIVARES.

Tuvo la seca homicida
Vuestros olivos sin fruto,
Y la paga en mi tributo
Mal corriente y bien corrida;
Hoy, con la gran avenida,
Espero un trueco valiente,
Si tanto esquilmo no miente,
Y que en olio convertido,
Como á reloj detenido,
Pondrá mi censo corriente.

### CXVI. \*

À mis dos médicos Santos
Hice el sábado la fiesta,
Dia en que siempre me cuesta
Mil desvelos, mil quebrantos,
Regalar á no sé cuantos
Por deuda precisa mia:
Y pues que Vueseñoría
Me lo manda describir,
No será bien convertir
La grosura en grosería.

La vária forma y galante De las servilletas, era Fuente, castillo, galera, Vistosa mitra elegante, Prelacía de un instante: Mas pregunto, gran varon,

<sup>(\*)</sup> Preguntó el Obispo de Bona al autor, qué hisia dudo de comer a predicador y acó itos el sáialo, dia de la fiesta de S. Cosme y S. Damian, de cuyo Hospital era administrador, y responde con estas Décimas.

¿Podrian sin ilusion Prometerse, por ventura, Cuantas la ambicion procura Más firmeza y duracion?

Cada cual un panecillo,
De gran migajon y fondo,
En su término redondo,
Halló con horca y cuchillo,
Y en medio en un platoncillo
Tanta de escudilla chata,
Con natas de buena data,
Que quien les echaba mano.
Al compañero cercano
Pagaba su media nata. (\*)

Aguzaron la atencion Entre la murta y jazmin, Buscando frutas, y al fin Halló la respiracion Hecho rajas un melon, Que en granizo cristalino Las enterró un torbellino

<sup>(\*)</sup> Partia con él.

Sm parecerse los bultos; Y hubo orejones muy cultos Y bien tomados de vino.

Un reverendo pastel
De várias lenguas se puso,
En lo erguido y lo confuso
Otra torre de Babel;
Sirviéronse despues de él,
En dos platoncillos llanos,
Dos pirámides gitanos,
Descollados con esceso,
Que sin tomarlos en peso,
Los juzgaron por livianos.

Y luego en su seguimiento,
La cocinera beata,
Nos dió menudos en plata,
Sin bajar treinta por ciento;
Y para más complemento
De las finezas del arte,
Forjó de su propio Marte
Torrijas amuralladas,
Que aunque en Setiembre formadas,
De Octubre tuvieron parte.

Hubo, y no de mano á vara, Mejidos, cosa suprema, Hilados de Doña Yema, (\*) À escusas de Doña Clara; Manjar blanco, que él bastara Para píctima y sustento, Dando fragancias al viento Con ámbar gris de los cielos. Y dos torres de buñuelos, Que fueron torres de viento.

No caben en breve historia Otros sainetes vecinos, De manos limpias y dinos De tenerlos en memoria, Ambicioso, pues, de gloria, Cierto oficial de lo grueso. Eminentísimo en eso De cuanto mi musa reza, La sustancia de cabeza Tomó con todo su seso.

Para postre, las gordales ¿Quién hay que no las arrostre?

<sup>(\*)</sup> Nombre de una dama de Sevilla.

Todo fiel á puto el postre, Le daba asaltos mortales; Fué un dejo à los comensales De suerte sabroso y grato, Que un filósofo beato, Tan atento á la verdad, Como el de la antigüedad. Dijo al plato, amicus Plato.

Y si de estas niñerías, Juzgandolas por esceso, Me formulare proceso Algun celador Elías, Repare que en tales dias Siempre el regalo se afecta Con Reyes, gente selecta Para el alto ministerio; No electores del Imperio Convocados á la Dieta.

#### CXVII.

AL PATRIARCA ARZOBISPO DE TIRO.

Sidonio, Pastor de Tiro, (\*)
La bella ciudad ingrata,
Verá el mundo como mata
Dos pájaros de este tiro, (\*\*)
En mi idea ya le miro
Tu Mayoral, ó fecunda
Vega, que el Bétis inunda,
Con caperuza y pellico,
Del color brillante y rico,
Que alla en sus mares abunda. (\*\*\*)

### CXVIII.

Á CIERTO CABALLERO, QUE EN LOS ÚLTIMOS TERCIOS DE SU VIDA SE ORDENÓ DE EPÍSTOLA EN PLASENCIA, Y LUEGO MURIÓ.

Por escelencia os mostró Plácido (\*\*\*\*) alegre semblante,

<sup>(\*)</sup> Sidonio, alude á la casa de Medina. (\*\*) Un tiro de capelo y otro del arzobispado de Sevilla.

<sup>(\*\*\*)</sup> La grana que crian aquellos peecs. (\*\*\*\*) Fué Obispo de Cádiz y de Plasencia.

Ilustre mitra, y bastante Con *Plasencia* le quedó: Sacro asilo franqueó, En que os guarece y divierte Un rigor temido y fuerte, Que al fin fué el de vuestros dias, Y la *Epístola* de Urias, Obradora de su muerte. (\*)

#### CXIX.

Una señora doncella, habiendo heredado un grande mayorazgo, llamándose señora de Valencina por él, lo renunció en una hermana menor, y se consagró á Dios cortándose los cabellos.

Si al Esposo celestial
Que por serlo vuestro ha muerto,
Por firmeza del concierto
Dais cabellos en señal;
No lograis, señora, mal
En él despojos tan bellos;
Más libre vendreis sin ellos
Á sus bodas venturosas,

<sup>(\*)</sup> Murió luego.

Que no le agradan Esposas Traidas por los cabellos.

Vos, sin duda, escarmentada De Absalon, con mil razones, Quitais las dos ocasiones De su muerte desdichada; Fué su madeja dorada De cabellos, su ruina, Y el patíbulo la encina, Cortodas, pues, estas dos, Ni valen ya contra vos Cabellos ni Val-encina.

## CXX.

Habiendo mudado intento, quiso casarse, y á esto dijo el Doctor:

Gozáos en uno los dos Con favores de San Blas, (\*\* Tragaremos eso y más, Siendo voluntad de Dios;

<sup>(\*)</sup> Alude al nombre del mayorazgo.

<sup>(\*\*)</sup> Hizose el casamiento este dia.

Quedó al hospital (\*) por vos, Que fué mi total ruina, Perder en tan peregrina Alusion ciento por ciento, Por no tener cabimento Cabellos y Val-encina.

# CXXI. (\*\*)

En la mesa dedicada,
Á las Vírjenes gloriosas,
Saldrá bien, entre otras cosas,
Una breve pimentada;
Y pues de vuestra posada
Á tantas partes se envia.
Suplicoos para aquel dia,
Ya que Dios no os hizo corta,
Que me digais, «toma torta»
Como si fuera Lucía.

<sup>(\*)</sup> Era administrador del hospital de las Bubas.

<sup>(\*\*)</sup> Dias de las Virjenes Stas. Justa y Rufina, Patronas de Sevilla, que de obligación iba el Cabildo Metropolitano al hospital de las Bubas, á celebrar su fiesta, y para la comida que el Doctor solia dar al predicador y acólijos, pidió con esta Décima una torta, que lluman Pimentada, á una señora su conocida.

## CXXII. (\*)

¡El Rey en su escelso trono Manifiesto y encubierto!
Tal Victoria en caso incierto,
Tanta voz en dulce tono,
Tanto testigo de abono,
Tal misa, tan santo celo,
Rayo fué del SOL del cielo,
Que los Arroyos desata;
Cuando con grillos de plata
Los tiene presos el hielo.

#### CXXIII.

Á un bienhechor del relijiosísimo convento de Domínicas Descalzas, que por hacer limosna les labró celdas, que no tenian.

> Cuando Esteban padecia, Saulo fué quien más tiraba,

<sup>(\*)</sup> Á una fiesta, que en las Domínicas Descalzas hicieron ciertos caballeros, de apellido Arroyos; estuvo descubierto el SENOR, y despues del Evanjelio, que era corto, llegó el predicador, apellido Vitoria,

Que cuantas capas guardaba, Con tantos brazos heria; Tú, que en relijion tan pía, Julio, edificando estás, En el mismo arbitrio dás Que Saulo, pues acomodas Sitios de oracion á todas, Por orar en todas más.

## CXXIV. (\*)

Sevilla se convocó; ¿Qué mucho, si un gran Guerrero, Entre tanto limpio acero, Cerca de sus muros vió? Embajadas le envió, Procuróle confidente; Mas él de un puesto eminente, Batiendo con brevedad,

<sup>(\*)</sup> El Padre Fr. Francisco Guerrero, del órden de S. Agustin, á quien el Cabildo de Sevilla envió á convidar para el sermon de la fiesta de las Virjenes Justa y Rufina, en el referido hospital de S. Cosme y S. Damian, ó de las Bubas, que es uno mismo, donde el autor, como está dicho, era administrador. Predicó solamente media hora, presentar de sol á los oyentes.

Ganó la ilustre ciudad; Ved si es *Guerrero* valiente.

# CXXV. (\*)

Allá vá la pobre dieta
Del medio pan que os reservo.
En emulacion del cuervo
Del primer anacoreta;
Pregunto á la más discreta,
Profesando yo con vos
Tanta union á lo de Dios,
Á no verlo cada dia,
¿Creyera nadie que habia
Pan partido entre los dos?

# CXXVI. (\*\*)

En oro quereis trocar Los pasamanos de sirgo,

<sup>(\*)</sup> Á una relijiosa de dicho convento, hija de confesion del autor, que ya por la edad no tenia dientes para comer pan que no fuera muy tierno, enviándole cada dia la mitad de uno que le ponian a la mesa.

<sup>(\*)</sup> Á una dama doncella, que pidió una libra de pasamanos de oro y cantidad de lama para un vestido. Esta Décima es conocidamente de su génio, si bien la dió a un compadre suyo, sin darle á entender que era suya.

El Sol sin pasar por Virgo En Libra no puede entrar, Que si vos sois Putifar, En libertad de pedir, Yo Joseph en resistir Las tentaciones de Lama, Que nunca pide quien ama, Ni hay sin amar recibir.

## CXXVII. (\*)

En verso conceptuoso
Salga al ilustre teatro
Del año de treinta y cuatro
Un prodijio milagroso;
No ya que enjerto vicioso
Dió frutos de ajena raza,
Sino que en tierra eriaza,
Seca, estéril y sin vicio,
Á fuerza de beneficio, (\*\*)

<sup>(\*)</sup> Habiendo alcanzado el Licdo. Nogales Presbitero, vecino del Frejenal, la vacante de una capellanía y beneficio, á provision de un Señor de título, por intercesion de un caballero, le envió una carta en hacimiento de gracias, regalándole con medio alnud de mostaza, por fruta del tiempo; á este propósito hizo el Doctor estas Décimas.

<sup>(\*\*)</sup> El beneficio que le dieron.

Nogales (\*) dieron mostaza.

Hizo un don agradecido,
De esta mostaza tan rica
Cierto abad, que segun pica
Don de lágrimas ha sido,
Y por darlo más cernido
Y limpio de simonía,
Yerba que á vueltas se cria,
Y tantas muertes achaca,
Llegó despues de la vaca,
Colada capellanía,

Este don, tú que mal dices, No lo atribuyas á mengua, ¡Guarte! si en él pones lengua, No se suba á las narices, Ántes es bien solemnices Á lo místico cristiano, Que el mismo Dios soberano Hizo de él aprecio tal, Que es un reino celestial Por su boca, cada grano.

<sup>(\*)</sup> Alude al nombre del beneficiado.

## CXXVIII. (\*)

Búrgos en córtes hablaba
El primero, y del estado (\*\*)
Le cupo un florido Prado,
Que de por vida se daba;
El tiempo todo lo acaba,
¡Oh funesta alegoría!
De una union que prometía
Tres siglos entre los dos,
Si él no se fuera con Dios,
Y ella con Santa María. (\*\*\*)

## Enviando un presente de pasas, dijo:

El grato correspondiente, Si debe y no satisface, Nunca olvida eternamente, Porque en la memoria hace De lo pasado presente.

<sup>(\*)</sup> Á una viuda, cuyo primer marido se llamaba Fulano de Búrgos, y ella Doña Fulana Prado: casó de segunda vez con Fulano Santa María, y á este casamiento compuso esta Décima.

<sup>(\*\*)</sup> De matrimonio.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Segundo marido.

Habiéndole enviado un su amigo un poco de pavo, visitándole despues se le olvidó agradecerlo.

Olvido fué cuando anoche
Dí por allá pavo-nada,
No decir del pavo nada;
Agora las gracias rindo
De la parte que me cupo,
Que á dulce ambrosía me supo.

HABIENDO COMENZADO EL DR. SALINAS UN SONETO, LO DEJÓ EN LOS CUARTETOS POR ACABAR, Y SE TRASLA-DAN POR LO QUE TIENEN DE BUENOS Y PROMETIAN EN SUS TERCETOS. Á LOS EFECTOS QUE CAUSA LA CALENTURA EN UN ENFERMO.

Viendo el hérpes cruel cuan á mi costa, Por más que drogas el humor desaten, Venas se rompan, sueros se desaten, Yerbas se infundan, él jamás se agota. Dije á ciertos ginetes de la costa, Que en mi defensa los hijares baten: "Postillones asoman, que me maten Si mi salud no viene por la posta."

# REDONDILLAS.

Yo, Martinillo, aunque preso En el hato de Doñana, (\*\* Á tí, primita Catana, Los piés y las manos beso.

Rosa de la Primavera, Lastímate tiernamente De este dos veces ausente, (\*\*\*) Que aun en presencia lo fuera.

En esta cárcel metido, Tan tenebrosa y secreta. Me penetró una saeta De cierto niño Cupido.

El harpon era de oro.

<sup>(\*)</sup> Una señora casada, estando en una hacienda heredad dos leguas de Sevilla, tuvo sospechas de preñada, y el autor, suponiendo que seria de varon (como pareció despues), finje que desde el vientre de su madre escribia una carta a una prima suya, hija de hermana de su madre; llamábase Catalina, y el por-nacer Martin, por llamarse asi su padre.

<sup>(\*\*)</sup> Es el hato de Doñana un bosque del Duque de Medina, y llamábase Doña Ana su madre.

<sup>(\*\*\*)</sup> Por estar fuera de Sevilla y en el vientre de su madre.

No me desdeñes, *Catana*, Por verte libre y cristiana Y á mí prisionero y moro.

Que pues que pasó lo mismo En tu retrete secreto, Yo doy palabra y prometo De imitarte en el bautismo.

En estas escuridades Ha llegado á mis oidos, Que solo los prevenidos Gozan las felicidades.

Y tengo tal relacion De tí, que vivo medroso, No quiera algun envidioso Hurtarme la bendicion.

Y por eso me apresura Amor, pues pudiera ser, Que de esperar á nacer Naciera mi desventura.

Y si me dieres desvío, Sabrá el mundo ¡mal pecado! Que perdí por desdichado, No por corto ni tardío. Al mismo propósito, dándole al padre y abuelo el parabien del preñado, que fué cierto, y del parto.—Décima.

Ya que cumplió, con efeto,
Martinillo cuanto dijo,
Al luengo (\*) padre del hijo,
Al caro abuelo del nieto.
Mil parabienes prometo;
Prevengan doblones hartos,
Que no hay comadres en Cuartos,
Mal año, que ricas fueran,
Si ansí les contribuyeran
Los Medos, como los Partos.

#### FIN DEL TOMO 1.

<sup>(\*)</sup> Era alto y delgado.



# ÍNDICE.

~~~~



#### $\mathcal{A}$ .

| Á la gineta y vestido      | 31.  |
|----------------------------|------|
| Así el bien que te desea   | 113. |
| Apruebo el dulce presente  | 254. |
| A voz de clarin sonoro     | 269. |
| A título de privado        | 276. |
| A qué artículo de fé       | 278. |
| Al papel que un asturiano  | 279. |
| Arredro, morid, ginetes    | 281. |
| Anagrama de Luisa          | 282. |
| Apenas de tu papel         | 284. |
| Aquel más firme que roca   | 290. |
| A mis dos médicos santos   | 297. |
| Allá vá la pobre dieta     | 308. |
|                            |      |
| $\mathcal{B}.$             |      |
| Baste lo necio y lo tierno | 225. |
| Bordando acaso Belisa      | 231. |
| Búrgos en córtes hablaba   | 311. |

# C.

| Conservada cereza, guinda cruda   | 10.  |
|-----------------------------------|------|
| Ciego rapaz de las doradas hebras | II.  |
| Cuando los campos se visten       | 50.  |
| Crecen en los amadores            | 67.  |
| ¿Cuál es el anacardina            | 97.  |
| Cubrid las ligas, amiga           | 100. |
| Canónigo fisgador                 | 142. |
| Con reliquias todavia             | 163. |
| Curar los males de ausencia       | 227. |
| Cojiendo este mes de Abril        | 232. |
| Con mis antojos ufano             | 236. |
| Con un sombrero no mas            | 246. |
| ¿Cuentas largas y puñal           | 258. |
| Cultísima elocucion               | 263. |
| Con ser contador tan largo        | 265. |
| Con ser tanta majestad            | 269. |
| Copias con tanta destreza         | 271. |
| Cuando el gran infante guarda     | 274  |
| Con gran estremo deseo            | 288. |
| Cuando Esteban padecia            | 306. |

## $\mathcal{D}$ .

| De las ocupaciones                | 18.     |
|-----------------------------------|---------|
| De amor con intercadencias        | 79-     |
| De una zagaleja                   | 90.     |
| Dadme favor, Dios de Delo         | 109.    |
| Dos hermanos arribaron            | 208.    |
| De un hospital dó nacimos         | 2 I 2 . |
| Dormitó naturaleza                | 214,    |
| Dar puede con alborozo            | 215.    |
| De un mirador de los mios         | 238.    |
| Despalmando el herrador           | 243.    |
| Despiden los portalejos           | 249.    |
| Dí, predicante novel              | 253.    |
| Del bajel desembarcad             | 255.    |
| Delito á mis ojos es              | 260.    |
| Decidme, varon de Dios            | 264.    |
| Dígale su caridad                 | 272.    |
| Doctor de injenio divino          | 275.    |
| Deidad es Florinda bella          | 288.    |
| E.                                |         |
| El seis que la sonora voz levanta | 7.      |
| El Párroco sagaz que irreverencia | 16.     |
| 41                                |         |

| Elicio, un pobre pastor      | 24.  |
|------------------------------|------|
| En una dura scñora           | 43.  |
| En Fuenmayor, esa villa      | 116. |
| El que malas mañas há        | 123. |
| En tiempo de agravios        | 198. |
| En la sucrte venturosa       | 230, |
| ¿Es posible que no temas     | 232. |
| Entretanto que no gano       | 240. |
| En una sera arrastrado       | 252. |
| En las niñeces primeras      | 257. |
| En esta repeticion           | 262. |
| El que á delicias se inclina | 265. |
| El ter me negavit hallo      | 270. |
| En mí como en sempiterna     | 273. |
| El carpintero vecino         | 276. |
| ¿Es bueno que no saludes     | 280. |
| Entre rejon y rejon          | 284. |
| En el sacrificio fuerte      | 285. |
| Estos ánjeles de oficio      | 289. |
| ¿Es ilusion, ó verdad        | 291. |
| En la mesa delicada          | 305. |
| El Rey en su escelso trono   | 306. |
| En oro quereis trocar        | 308, |
| En verso conceptuoso         | 309. |
| El grato correspondiente     | 311. |

# F.

| Fijas en tierra las luces      | 68.  |
|--------------------------------|------|
| Fuera en el aire obediente     | 218. |
| Filis me enseñó la mano        |      |
| Fills me enseno la mano        | 268. |
| G.                             |      |
|                                |      |
| Galatea, gloria y honra        | 28.  |
| Guarte, Gil, entre esos riscos | 226. |
| Gran fé, sin duda, tendria     | 240. |
| Gozaos en uno los dos          | 304. |
| H.                             |      |
| Ha llegado del Oriente         | 219. |
| Hable por la mano el mudo      | 223. |
| Ha sido en Sevilla tanto       | 244. |
| Hilo fino, tinto en grana      | 279. |
| Hízole pago Don Juan           | 283. |
| Hoy ha sido la oblacion        | 295. |
| J.                             |      |
| Jugador sois de ventaja        | 195. |
|                                |      |

# L.

| La que de aguda en mi opinion despunta. | 8.   |
|-----------------------------------------|------|
| Lo que hay de nuevo por aca, Ricarda    | 9.   |
| La puerta levadiza, que al pasaje       | 12.  |
| La moza gallega                         | 83.  |
| La del escribano                        | 86.  |
| Levanta hasta las estrellas             | 115. |
| La vida me dió un desden                | 215. |
| Lastimate cuando vieres                 | 234. |
| La beata escrupulosa                    | 236. |
| Las bodas de Architriclino              | 244  |
| Los misterios que en el viento          | 256  |
| Las Madres tienen un vino               | 287  |
| La muerte, cuya guadaña                 | 291  |
| Ll.                                     |      |
|                                         |      |
| Llegó en el mar al estremo              | 54.  |
| Llevó tantos honradores                 |      |
| ${\mathcal M}_{\cdot}$                  |      |
| Monsiur, que al Parlamento              | 20   |
| Mi silla, dice un discreto              | 221  |

|                                              | 325  |
|----------------------------------------------|------|
| Mi buena y fiel compañera                    | 277. |
| Movió la trampa fatal                        | 281. |
| Mucho topan las vecinas                      | 292. |
| ∞.                                           |      |
| Niña de mis ojos                             | 93.  |
| No hay bien, que el mal no le selle          | 196. |
| Nací sin piés y sin manos                    | 201. |
| No es poco lo que debeis                     | 224. |
| No sin grande providencia                    | 246. |
| No me quejo, antes estimo                    | 259. |
| No en distinto general                       | 293. |
| O.                                           |      |
| ¡Oh cuánto desengaño esperimento             | 13.  |
| ¡Oh, tú, flor de las hembras                 | 229. |
| ¡Oh que potro tan donoso                     | 230. |
| Oirás si atenta me escuchas                  | 266. |
| Olvido fué cuando anoche                     | 312. |
| $\mathcal{P}.$                               |      |
| Pintado elfuego, el agua, el viento y tierra | 19.  |
| Pues que à mi fé y mis deseos                | 49   |

| Púsoseme el sol                       | 112. |
|---------------------------------------|------|
| Pensé salir de Segovia.:              | 181. |
| Pues de diversos artes                | 207. |
| Por vengar una estrañeza              | 210. |
| Para quemar en las aras               | 213. |
| Pues me es forzoso elejir             | 214. |
| Peces, que á vuestro albedrío         | 225. |
| Por cojer astuta araña                | 235. |
| Por lo ménos, no dirán                | 241. |
| Precio acomodado es                   | 248. |
| Pues tienen ejecutoria                | 263. |
| Pide, Señor, mi decencia              | 293. |
| Por escelencia os mostró              | 302. |
| Q.                                    |      |
| ¿Qué son confuso, qué rumor tremendo. | 14.  |
| ¿Qué olas de congojas                 | 57.  |
| ¿Qué fuerza habrá pue resista         | 108. |
| Quedo por una partida                 | 215. |
| ¿Qué ninfa es esta, Martin            | 22I, |
| ¿Quién me compra, damiselas           | 222. |
| Quien ama en fé y en verdad           | 228. |
| ¿Qué te contaré, Pelaya?              | 229. |
|                                       |      |

|                                      | 327  |
|--------------------------------------|------|
| Quiero, señora, ecsortaros           | 286. |
| ¿Quién es aquel cuyo nombre          | id.  |
| $\mathcal{R}.$                       |      |
| Romances, los mis romances           | 61.  |
| Recetó el Doctor Ventura             | 98.  |
| Ramo de tanta ventura                | IOI. |
| Respiren ya esos cahices             | 251. |
| Resuelva el necio al instante        | 273. |
| S.                                   |      |
| Si el que tiene la cruz en el zapato | 17.  |
| Solos aquí en confesion              | 34.  |
| Señora Doña Fulana                   | 39.  |
| Seais muy bien ido, Señor            | 121. |
| Salí, señor, de Segovia              | 172. |
| Si con ser firme en amaros           | 210. |
| Solo con tener previsto              | 220. |
| Suspende, amigo esquilon             | 223. |
| Si el cielo no me socorre            | 233. |
| Si te mintieren amores               | 239. |
| Si á Rómulo y Remo dió               | 247. |

| Si encarga con tal aprieto          | 248. |
|-------------------------------------|------|
| Sustentaba en Teolojía              | 250. |
| Soy un humilde redrojo              | 253. |
| Si á decir misa á las tres          | 257. |
| Siempre pegado al cancel            | 259. |
| Si vieses las damerías              | 261. |
| Si á vistas me llevan hoy           | 267. |
| Si en el estadio divino             | 274. |
| Si he ganado en vista, Octavio      | 278. |
| Sidonio, Pastor de Tiro             | 302. |
| Si al Esposo celestial              | 303. |
| Sevilla se convocó                  | 307. |
|                                     |      |
| T.                                  |      |
| Tósigo ardiente, adúltera sin freno | 15.  |
| Temores de mi partida               | 64.  |
| Tiéneme con mil heridas             | 205. |
| Tres horas ántes del dia            | 217. |
| Tus guindas, Estefanía              | 234, |
| Tres padres de cuatro cuernos       | 244. |
| Tu airosa prenda y lijera           | 267. |
| Temo en esta inundacion             | 289. |
| Tiene un terrible dictámen          | 295. |
| Tuvo la seca homicida               | 296. |

## U.

| Un abad de Cantillana                   | 237. |
|-----------------------------------------|------|
| Un siervo de los obreros                | 242. |
| Una fé y unos altares                   | 294. |
| V.                                      |      |
| Véngome acá, porque vea                 | 115. |
| Viva Bras, aunque es partido            | 227. |
| Visto el calendario, elijo              | 282. |
| Viendo el herpes cruel cual á mi costa. | 312. |
| Y.                                      |      |
| Ya pinta la Primavera                   | и.   |
| Yo sé un idiota letrado                 | 171. |
| Ya he dado á vuestra merced             | 188. |
| Yo soy un fuerte soldado                | 200. |
| Yo soy hombre, con perdon               | id.  |
| Yo, si no me acuerdo mal                | 202. |
| Ya no más, mi Concepcion                | 217. |
| Yo, Martinillo, aunque preso            | 313. |
| Ya que cumplió con efecto               | 315. |

Fueron impresas por la primera vez estas POESÍAS en Sevilla, en el establecimiento que fué de D. José María Geofrin, calle de las Sierpes núm. 35 antiguo y 73 moderno. Acabóse este primer tomo á tres dias del mes de Octubre del año de 1869.



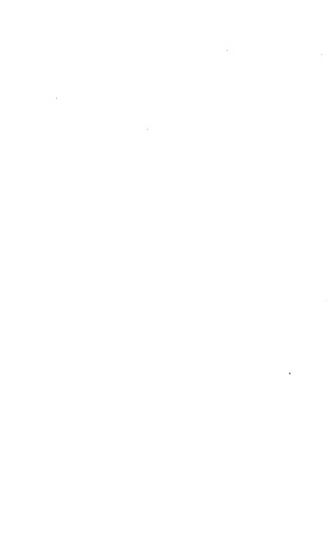

Towns and



